## COMEDIA

## LA PIEDAD DE UN HIJO

VENCE LA IMPIEDAD DE UN PADRE,
Y REAL JURA DE ARTAXERXES.

DE DON ANTONIO BAZO.

PERSONAS.

Artaxerxes, Príncipe de Persia. Artabano, Capitan, Barba. Lucinda, Criada. Arbaces, hijo de Artabano, Galan. Mandane, Infanta, Dama. Alarve, Gracioso. Cambises, General, Galan. Semira, hija de Artabano. Quat. Generales.

JORNADA PRIMERA.

Jardin, y salen Mandane, y Arbaces.

Arb. Supuesto que ya la Aurora
las negras sombras destierra,
es preciso, dueño mio,
(aunque me mate la pena
de dexarte) el ausentarme
de tu adorada presencia.
Quédate con Dios. Mand. Arbaces,
cómo con tanta presteza
esta noche te despides?
qué poco fino te muestras
adelantándote así
á lo que yo no pudiera.

Arb. Muy al contrario inferiste,

hermosa Mandane bella, de mi amor, no conociendo, que me obliga su grandeza, por evitar riesgos tuyos, á lo mismo que condenas; y porque lo sepas, oye: Bien sabes, amada prenda, que Xerxes el Rey tu padre, grande Emperador de Persia, teniendo de nuestro amor algunas leves sospechas, me desterro de la Corte, y que si acaso supiera, que de la noche valido vengo á adorar tu belleza, quebrantando la Real órden, que estos umbrales me niega, quizás vengaria en tí esta imaginada ofensa.

Mand. No es injusto tu rezelo; pero pues él te destierra de Palacio solamente, y no de la Corte Régia, dentro de ella retirado puedes quedar con cautela, v valido de la noche, venirme à ver quando quieras, hasta tanto, que Artabano tu padre, que es quien gobierna, en fuerza de su privanza, al Rey, y á toda la Persia (ayudándole Artaxerxes, que de tu amigo se precia) pueda lograr de mi padre, que vencida la aspereza con que á nuestro amor se opone, y aumenta las penas nuestras, entre gustoso en las bodas, que nuestro afecto desea.

Arb. En vano, bella Mandane, hoy mi dolor lisonjeas; ni mi padre, ni tu hermano querrán aliviar mis penas: no ves que falta el favor del Monarca, y no hay quien quiera, sea padre, hermano, ó amigo, de un desvalido hacer cuenta? De esto mismo, que refiero, tengo manifiestas pruebas desde el tiempo que tu padre de su gracia me destierra; pues muchos falsos amigos ya ni me ven, ni me aprecian:

A

de esto, Mandane, mi bien, á él la culpa le echan, pues sin atender mi merito, y sin mirar mi nobleza, que con la suya se iguala lá no ser la diferencia que hay desde Rey á vasallo) me arroja de su presencia, para que su desfavor me sirva de civil pena. Por esta causa resuelvo ya que hablar así me fuerzas) ausentarme de la Corte, y tambien de toda Persia, á tan remota Provincia, donde nunca de mí sepa. Mand. Ha cruel! ese es el amor que me tienes? Arb. No tu lengua así me trate, Mandane; él lo ha sido, pues me fuerza á esta determinacion, para ambos de tanta pena. Mand. Suspende la voz, villano, no quiera tu inadvertencia, que desprecios de mi padre tolere yo poco cuerda. Con mayor respeto, Arbaces, hablar debiera tu lengua, para que yo no sacara la precisa consequencia, de que el que aborrece el tronco, no estima la rama tierna. Desde aquí del amor tuyo el mio á dudar empieza; pues pudiendo disculpar (porque te escucho siquiera) el proceder de mi padre, vas abultando la queja. Sabes açaso, villano, que in quando él mi mano te niega, si lo hace por despreciarte? No puede ser, dí, que tenga alguna razon de estado, que á esto le obligue, y sienta quizás aun mas que no tú de esta repulsa la pena?

Aunque ya en vano será,

que á nuestro amor condescienda,

que al mirarte tan ingrato,

aunque la vida perdiera,

aunque aventurara el Reyno, y se expusiera la Persia, antes que darte mi mano, á la muerte se la diera. Arb. Espera, detente, aguarda; advierte, que sué mi pena la que me sacó del labio desconcertadas las quejas. Yo te quiero, yo te adoro, hermosa Mandane bella, perdona de un sentimiento la tropelía, y no quieras á la primer culpa mia a dar tan severa sentencia. Mand. Arbaces, lo dicho dicho, no me sigas, ni detengas; y pues dispuesto tenias el ausentarte de Persia, sea quanto antes, si quieres asegurar tu cabeza; pues de no hacerlo al momento, quizás haré que la pierdas. Aunque me anima el honor, muerta la pena me lleva. Arb. Mortal estoy, ay de mi! tuese enojada, y resuelta. Seguiréla; pero no: esta vez mi amor se venza, aunque me cueste la vida, pues siendo fuerza mi ausencia, seguirla solo seria dar mayor fuerza á la queja. Yo no he de estar en la Corte miéntras el Rey no me vuelva su gracia, que no hay valor para que un valido pueda sufrir, estando abatido, le miren en su tragedia; pero cómo he de dexar å mi adorada Princesa, min el ma g quando en sus ojos me abraso como mariposa ciega? Pero esto ha de ser: Alarve? Sale Alarve. Retirado ácia esa parte ví, que se fué la Princesa, y por eso me acerqué, para saber quando ordenas tu partida: habrá dos horas que los caballos esperan muy pensativos, señor,

solo de ver que no piensan.

Arb. A la puerta del Jardin
condúcelos con presteza,
que he de marchar al momento.

Alarv. Aunque montado te vea,

no he de creer que nos vamos.

Arb. Por qué, necio? Alarv. Porque fuera

Arb. Porque, necio! Alarv. Porque fuera novedad en un amante, en semejante materia, poner en execucion propósitos de una ausencia.

Arb. Para que veas tu engaño, los caballos luego vengan.

Alarv. Si ha de ser, iré por ellos; un breve rato me espera.

Arb. Aquí aguardo que me avises.

Sin mí me tiene la pena,
mirando que de Mandane
aventuro la belleza:
pero aunque muera, esta vez
es bien que mi pasion venza:
vamos á sufrir, amor,
por nuestro honor esta ausencia.

Sale Artabano con la espada desnuda, y

Artab. Quién va, quién es, es Arbaces? Arb. Mi padre es (confusion fiera)

Yo soy. Artab. Estás loco? Arb. Sí. Artab. Dame luego con presteza tu espada, y toma la mia, y sal sin que te detengas un momento en el Jardin: mira, que en tu diligencia hoy nuestra suerte consiste, y en que ninguno ver pueda ese acero, que te entrego teñido en sangre funesta: huye, Arbaces, huye presto.

Arb. Todo el corazon se altera, padre, al verte tan turbado: que yo me ausente no creas, sin que primero me digas, qué lance, ó tragedia es esta.

Artab. Haber vengado tu agravio, haber vengado tu ofensa dando al Rey Xerxes la muerte: el rojo humor de sus venas es el que tiñe la espada, que mi cuidado te entrega, para volver á Palacio

sin el indicio, que en ella llegaria á comprehender quien la viese tan sangrienta, y quitar al mismo tiempo, Arbaces, con mi presencia la sospecha del delito, que diera á entender mi ausencia al Príncipe: huye ligero, que como aquí no te vean, Arbaces, tú reynarás al favor de mis cautelas.

Arb. Tirano padre, qué has hecho? cómo intentaste tan fiera, tan inhumana traicion?

Presumes, di, que yo quiera un Imperio, una Corona, que tanta infamia te cuesta?

Vive el Cielo, que á no ser mi padre, muerte te diera, no solo por tu delito, sino tambien porque intentas, que, aprobando tus acciones, cómplice villano sea.

Artab. Si de obedecer no tratas, vertere tu sangre mesma.

Dentro voces. Traicion, traicion.
Artab. Estas voces
que se escuchan manifiestan.

que se escuchan, manifiestan, que ya se sabe la muerte del Rey; mas no te detengas.

Arb. Ausentaréme (ay de mí!) para que quede encubierta la maldad, que cometiste en accion tan vil, y ciega: solo por guardar tu honor pondré silencio á mi lengua; pero repara, Artabano, que si la traicion no enmiendas, sirviendo fino, y leal a Artaxerxes, que ya reyna por la execrable maldad, que ha cometido tu diestra, yo seré tu parricida, para que ninguno entienda, que à ser complice llegué de tan villana interpresa. vase.

Artab. Bárbaro, villano, aguarda; pero no hay por qué suspenda mi resolucion por eso: quando en el Trono se yea,

A 2

él aplaudirá lo mismo, que ahora tanto reprueba. Ea, corazon osado, ya que estás en la palestra, y diste el golpe primero, Ileva adelante tu idea: acaba pues de una vez de verter la sangre Régia de Artaxerxes, y Dario, que son los hijos que quedan herederos de este Imperio: dispóngase de manera, que el mayor, que es Artaxerxes, persuadido de mí, crea, que fué su hermano Darío el que ha dado muerte fiera al Rey su padre; pues ya le he puesto en varias sospechas de maquinadas traiciones, porque quando sucediera el caso, que yo emprendí, por autor de él se le tenga, y de este modo Darío por mandato suyo muera.

Dent. voces. Traicion, traicion, acudid todos luego. Artab. Descubierta la muerte del Rey, la Guardia ya todo el Palacio cerca, y ocupando sus salidas, á estos Jardines se acerca, por el Príncipe mandado. Confuso en tanta tragedia, quiero hacerme encontradizo, para ocultar mi cautela, lograr que muera Darío, y el Príncipe, quando pueda.

y el Príncipe, quando pueda. Salen Artaxerxes, Cambises, y Soldados con luces, y armas desembaynadas.

Artax. Cérquese todo el Jardin, no quede paso, ni senda, que no ocupen los Soldados, hasta que el traidor parezca. Ay de mí! Pero Artabano? fiel amigo, leal Mecenas? quanto estimo el encontrarte donde tus lealtades puedan asistirme, y defenderme en tan lastimosa pena.

Artab. Qué motivo, gran Señor, á vos os turba, y altera? Artax. Es posible que no sepas la tragedia sucedida?

Artab. Disimule. Qué tragedia?

Artax. Ay Artabano! no sé si el dolor que me atormenta, si la pena, que me aflige, dará lugar á la lengua para decir, que esta noche dentro de la cama Régia á Xerxes el Rey mi padre ha muerto alevosa diestra.

Artab. Qué dices, señor? ay triste! cómo al oir tal tragedia el corazon no se parte, y la sangre no se yela? O loco, é infame deseo de reynar! ó ambicion ciega! que no pudo reprimirte aquella natural deuda de amor, y que inspira la docta naturaleza en hombres, aves, y plantas, en tigres, leones, y fieras!

Artax. Si á lo que dices atiendo, y saco la consequencia de los antiguos avisos, que he debido á tu advertencia, Darío mi hermano (ay de mí) es reo de esta tragedia.

Artab. Aun siendo contra Dario no he de callar mis sospechas, que mas importa tu vida, que no las lisonjas necias. Si el homicida del Rey Darío, señor, no fuera, quién pudiera penetrar al quarto, á la estancia mesma donde nuestro Rey dormia? Ten, señor, por cosa cierta, que su orgullo natural, su incorregible soberbia le movió sin duda alguna á emprender accion tan fea. Bien te puedes acordar quantas veces mi advertencia pronosticó este fracaso, y aquesta trágica scena; y ahora, señor, contemplo, que si en guardarte no piensas,

otro dia hará contigo lo mismo: que quien empieza por delito semejante, y á su padre no respeta, qué caso hará de un hermano, que le estorba sus ideas? Asegurate, señor, y toda piedad depuesta, no respetes á tu sangre, la vida de Xerxes venga. Artax. Ya veo, noble Artabano, que prudente me aconsejas; y porque no en la tardanza hoy peligre la advertencia, Soldados, vasallos mios, si hay en vosotros quien tenga piedad del difunto Rey, y horror de la traicion fiera, con resolucion osada, y con valerosa diestra dando la muerte á Darío, le dé la debida pena. Artab. Soldados, á qué aguardais, quando Artaxerxes ordena que mateis al delincuente? Venid, y nada os detenga, que para tan justo intento yo seré la guia vuestra. Lográronse los designios, ap. que formaron mis cautelas. Camb. Todos; valiente Artabano, estamos á tu obediencia: muera el aleve traidor. Sold. El cruel parricida muera. Artab. Decid, Soldados, conmigo, Dario alevoso muera, y viva el grande Artaxerxes. Sold. Dario alevoso muera, y viva el grande Artaxerxes. Artab. Bien se logran mis ideas. vanse. Artax. Quién (ay infeliz) se vió en mas abismos de penas, en mas tropel de desdichas, en caos de tantas tragedias, sino es yo, que en un momento, á influxo de estrella adversa, el padre, y hermano pierdo! pero no hay para qué sienta, siendo traidor, á Darío, y siendo justo que muera.

Pero no puede ser, Cielos, que equivocacion padezca en su discurso Artabano, y que él el reo no sea? No hay duda de que es posible, y es en mí poca prudencia, sin hacer mayor examen, el condenarle á que muera. Pero quando entre nosotros no se atropellan sentencias, uso bárbaro, heredado en Leyes Turcas, y Persas? La órden quiero revocar, que es culpa ménos funesta no castigar un delito, que exponer á que padezca el castigo un inocente: voy a impedir su tragedia, que al fin Darío es mi hermano. Ay de mi! qué mal se aciertan resoluciones, que dictan los enojos, y las penas! Iré à estorvar, que se cumpla de mi hermano la sentencia. Al irse salen Semira, y Lucinda. Sem. A donde, Principe invicto, os vais en tanta presteza? vos demudado el color, y vos con lágrimas tiernas? qué es esto, dueño, y señor? qué negra nube grosera pudo atreverse á empañar el sol de vuestra grandeza? Artax. Dexame, Semira, aparta, no un instante me detengas. Sem. De quándo acá tú, señor, así à Semira desprecias? qué turbacion, qué dolor, ó qué novedad es esta? Artax. Ay Semira! por ahora no es posible que te atienda; dexame por Dios, te ruego. Sem. Ya te dexo, ingrato. Artax. Cesa, Semira mia, y no pienses, que el no responderte sea ingratitud, pues te adoro: aquí un momento me espera. Sem. Lucinda, grandes desdichas mi triste pecho rezela: apénas el Alva rie,

quando mi hermano se ausenta; vengo á Palacio, y encuentro en la Antecamara Régia con mi padre tan turbado, que no me ha hablado siquiera: busco al Príncipe á quien amo, y sin oirme me dexa: de los Soldados de guardia estan las Cámaras llenas: no sé qué causa produce tanta confusa tarea.

Luc. Aquí se acerca Cambises, y es muy natural que sepa, como Cabo Militar, qué novedades son estas: él te informará, señora, del cuidado que te inquieta.

Sale Camb. Raro caso! cruel suceso!

Sem. Cambises, pues aquí llegas
á tiempo, que entre mil dudas
mi imaginacion navega,
qué novedad, qué suceso,
qué accidente, ó qué tragedia
todo el Palacio, y la Corte
tan violentamente alteran?

de todo te daré cuenta.

La confusion que has notado es, que esta noche funesta
Darío, y el Rey muriéron; el Rey por traidora diestra,
Darío al impulso nuestro, por la violenta sospecha de que ha sido el parricida, y ya solamente queda de la Real sangre Artaxerxes.

Sem. Calla, no prosigas, cesa, que no me basta el valor para escuchar tanta pena. Ay infelice de mí, y ay desdichada Persia!

Camb. No así te aflijas, Semira.

Sem. Cómo no quieres que sienta
tantos males, y tambien
el grave riesgo en que queda
entre alevosías tantas
Artaxerxes? Camb. Bien mi pena
comprehende, que por su amor
sientes tanto sus tragedias.
Semira, ya es otro tiempo,

ya se ha mudado la escena: si el Príncipe te ha querido en tanto que Rey no era, ahora que ya lo es, desdeñará tu belleza.

Quieres de mis fieles labios escuchar una advertencia?

Busca, Semira, un amante, que igual á tu estado sea, que el amor con igualdad siempre tiene mas firmeza; y si quieres practicar, hermosa Semira bella, este consejo, imagina, que yo adoro tu belleza.

Sem. Como tuyo, es el consejo: con él, Cambises, enseñas la poca lealtad que tienes al Rey, que á servir empiezas, pues el robarle su gusto es lo primero que piensas; y aunque á tan grande osadía mayor castigo se deba, solo quiero en este caso, que lo sea otra advertencia, y es, que en tu vida enamores á la que empeñada veas en adorar otro objeto de mas méritos, y prendas; y si lo hicieres, no admires que zelos, rabias, afrentas, enojos, y pesadumbres sean de tu amor cosecha.

Camb. Si no llegase tan tarde la advertencia, era discreta; pero ya no puede ser el que te olvide mi pena. Sem. Tampoco puede la mia

hacer, que no te aborrezca.

Lue. Mandane llega, señora.

Camb. No quiero que aquí me vea.

Guardete el Cielo, Semira. vase. Sem. Con bien os lleve: qué necia,

y molesta pretension, quando el Principe en mi reyna!

Salen Mandane, y Damas.

Dama. 1. Suspende, señora, el llanto.

Dama. 2. Advierte, mira, repara::
Mand. Aun una piedra llorara

á vista de tal quebranto.

Ay infelice de mí! donde de esta Corte impía podrá huir la planta mia, pues én un dia perdí á padre, hermano, y amante? Para aliviar mis enojos, le falta el llanto á mis ojos, no puedo llorar bastante. Sem. Hermosa Mandane mia, para los heroycos pechos los pesares fuéron hechos, muestrese tu valentia. Mand. Ay mi Semira, ay amiga! para sufrir un dolor, ya puede hallarse valor á costa de la fatiga; pero el que muchos padece, es forzoso que vencido dé su valor á partido. Sem. L'astima tu mal merece; no corta parte me toca, pues si tú en un breve instante pierdes padre, hermano, amante, puede decirte mi boca, que yo que pierdo tambien á quien me ha amado, y querido, tanto como tú he perdido; pues uno que quiere bien, sin ser mi padre, ni hermano, vale mas que si lo fuera. Mand. Semira, de qué manera? (mayores congojas gano) murió Artaxerxes tambien? Sem. No te asustes, que no ha muerto, solo que lo pierdo es cierto, porque juzgo, y juzgo bien, que siendo Rey soberáno tu hermano, me ha de olvidar. Mand. No llegues eso á pensar del afecto de mi hermano: pluguiera al Cielo, tan fino conmigo el tuyo lo fuera! Sem. Que lo será considera. Mand. Ni lo creo, ni imagino; pues se acaba de ausentar por un corto pundonor, sin que le pare mi amor, ni el darme tan gran pesar. Luc. Ve aqui el duelo que hacemos las Damas: si nos juntamos,

exteriormente lloramos, fingimos grandes extremos; y entre uno, y otro gemido, damos una pincelada á lo que mas nos agrada, que es el galan, ó el querido. Sem. Mi hermano Arbaces, señora, para no estar desairado, de la Corte se ha ausentado: no creo que pase una hora sin que vuelva á tu hermosura rendido, leal, y amante. Mand. Dudo con causa bastante, no fuera creerlo cordura. Sem. No te puedo responder en abono de su fe, porque me impide ver, que el Rey ya nos llegó á ver. Mand. De su dolor combatido, que aquí va llegando es llano. Sem. Con él mi padre Artabano viene á templar su gemido. Salen solos Artaxerxes, y Artabano. Artax. No hay consuelo para mí, quando á tiempo no he llegado de haber á Darío librado: Cielos, qué infeliz nací! Pero Mandane? Semira? para templar mi dolor sin duda os juntó el amor, que á labrar mi alivio aspira. Mand. Mal puede darte consuelo quien padece pena igual. Sem. Ni quien tiene el mismo mal podrá templar tu desvelo. Artab. Suspende, Rey, y señor, ese cruel sentimiento, pues fué debido escarmiento el castigo de un traidor. Sale Cambises. Camb. Una grande novedad me trae, señor, á tus pies, pido, que el perdon me dés de que con una verdad venga á aumentar tu dolor: Darío á quien se ha culpado, ha muerto de desdichado, pero inocente, señor: pues se acaba de encontrar en el Jardin encubierto ál vil, que sin duda ha muerto

La Real Jura de Artaxerxes.

al Rey: el susto, el lugar, su turbación, su semblante, su infame acero tenido en sangre, senas han sido, que prueban su error bastante.

Artax. Caiga el Cielo contra mí, al ver que precipitado la vida á Darío he quitado: bien, Artabano, temí.

Artab. Si yo, gran señor, sí, quando::Artax. No me prevengas disculpa,

zelo tuyo fué, no culpa.

Artab. De dudas estoy temblando. ap. Mand. Cada instante va en aumento

el motivo del dolor.

Sem. Cada hora se hace mayor la causa del sentimiento.

Artax. Quién, dí, Cambises, ha sido el cruel traidor homicida? no lo calles, por tu vida.

Camb. Su nombre yo no he sabido, mis Soldados le prendiéron: las noticias que te he dado, á mí me las dió un Soldado de los que le detuviéron.

Artax. Manda que le traigan luego á mi presencia. Artabano, Hace Artabano como que se retira. el retirarte es en vano. El dolor me tiene ciego.

Vase Cambises.

Artab. Con justa causa me aflijo, ap. y mi desgracia prevengo, quando por seguro tengo, que el que halláron es mi h jo.

Artax. A dónde en tal desconsuelo tu hijo Arbaces está? que su lealtad me dará algun alivio, ó consuelo.

Artab. No sabes, que desterrado hoy de la Corte ha salido, porque á pedir se ha atrevido á la infanta? Artax. Tu cuidado disponga que vuelva luego, que de mi caríño en fe á Mandane le daré, pues de su amor está ciego.

Mand. A quién, hermano, y señor, he de dar la mano yo?

Artax. No lo has escuchado? Mand. No.

Artax. A Arbaces.

Mand. Hay bien mayor?

Salen Cambises, y Soldados, que traen

preso á Arbaces.

Camb. Entrad conmigo, Soldados: Arbaces ha sido el reo,

que la vida quitó al Rey.

Artab. Viva estatua soy de yelo! ap.

Artax. Mi amígo? grande extrañeza!

Sem. Mi hermano? fiero tormento!

Mand. Mi amante? fiero dolor!
Artab. Mi hijo? cruel desconsuelo!

Pero á pesar de mi susto, prosiga con mas esfuerzo la comenzada cautela, siendo yo aqui el primero que le culpe, que despues

habrá de librarle medio.

Artax. Caso tan poco esperado me ha dexado sin aliento. Vil Arbaces, de este modo en mi presencia te veo? Quando te buscaba amigo, para hallar en tí un consuelo, te encuentro ticano origen de las penas que padezco? Quando fino disponia hacerte mi propio deudo, partiendo de esta manera contigo Corona, y Cetro, te encuentro aleve homicida? Pudiste, ingrato, en efecto, tal monstruo de ingratitud alimentar en tu pecho? Habla, Arbaces, no enmudezcas, aunque si bien considero al ver aqui cotejar la distancia que contemplo entre tu pecho, y el mio, no fuera extraño, ni nuevo, que de corrido, y confuso te faltara el vil aliento.

Arb. O temeridad de un padre, ap en qué cruel trance me has puesto pues para no descubrirla, es fuerza parecer reo!

Aunque en la muerte del Rey me culpas, señor, y dueño, que de ella soy inocente saben los Dioses supremos.

Artab.

Do Don Antonio Bazo. Artab. Perdido sin duda soy, Artax. En fin, Arbaces aleve, Artax. Lo mismo que dudo, creo. ap. de delito tan horrendo Si eres inocente, Arbaces, no me das otro descargo? hazlo luego manifiesto, Arb. Uno solo darte puedo deshaciendo los indicios en abono de mi fe. de tu fuga, de tu acero, Artax. Dile, pues, que ya te atiendo. que en fresca sangre teñido Arb. Que siempre he sido leal: te hallaron los que te han preso, que en defensa de este Imperio de lo turbado que miro he vertido mucha sangre tu semblante, y en efecto en los marciales encuentros: alégame tus disculpas, que la vida de tu padre pues que miras que te atiendo. siempre libré con denuedo, Artab. En su silencio consiste, á costa de mil heridas, que él, y yo nos libremos. en las guerras con los Griegos: Mand. Quieran los Cielos, que conste y finalmente, señor, no ser suyo mal tan fiero. con no menor ardimiento ap. Arb. Por no culpar á mi padre, tu vida tambien guardé ap. perder la vida resuelvo. en mil peligros diversos, Artax. Todavía, Arbaces, callas? sacándote de entre picas, Arb. Yo, Artaxerxes, no soy reo: lanzas, arneses, y aceros; no encuentro mayor disculpa. y quien guardó las dos vidas Artax. Ytu fuga? Arb. Es caso cierto. tan á costa de su esfuerzo, Mand. Y tu silencio? Arb. Es forzoso. no parece que es creible Artax. Y tu turbacion? Arb. No puedo lo haya hecho, previniendo en tal lance no tenerla. quitarlas despues aleve, Mand. Y en tu mano el vil acero cruel, infame, y sangriento. cubierto en rojos carmines? Artax. Arbaces, sin que te niegue Arb. Que yo le tenia es cierto. la fuerza de tu argumento, Artax. Con todos estos indicios::contra evidentes indicios, Mand. Con tan evidentes hechos::que te constituyen reo, Artax. No has sido tú el homicida? no bastan para absolverte: Mand. No fuiste el agresor fiero? con todo te daré tiempo Arb. Que no lo he sido es constante. para que hagas tu defensa; Artax. Mientes, villano, pues veo y así, miéntras que resuelvo, que te acusan, y condenan Soldados, guardad á Arbaces. indicios tan manifiestos. Venme, Artabano, siguiendo. Arb. No lo dudo, gran señor; Artab. Obedezco, gran señor; pero yo no fui el reo. pero tu piedad no apruebo Artax. Qué dices á esto, Semira? en suspender el castigo Sem. De confusa hablar no puedo. de crimen tan manifiesto. Artax. Callas tambien, Artabano? Artax. Tú le pides, Artabano? Artab. Nada que decirte tengo, Artab. Yo le pido, yo le quiero, que el mirar tanta maldad para sacar de mi tronco me quita el entendimiento: tan encancerado miembro. no mires que es hijo mio, Con todo lo que yo finjo, lloro, gimo, dudo, y tiemblo. sirva su muerte de exemplo. Artax. Yo resolveré, Artabano; Habiar así me conviene, ap.

para quitar el recelo,

mayormente quando Arbaces

guarda prudente silencio.

mi afligido entendimiento,
B

que

dame un pequeño momento

para poder serenar

La Real Yara do Artanornes. que á fuerza de tantas penas está torpe, y casi ciego. Como Rey, y como hijo castigar á Arbaces debo: como amante de Semira hallarle leal apetezco, pues si á su hermano le mato, el logro de mi amor pierdo. Entre tantas confusiones, alumbradme, santos Cielos. Vase con Artabano. Arb. A quien sucedió jamas, piadosos Dioses supremos, para libertar á un padre, verse en conflicto tan fiero? Qué puedo hacer (ay de mí!) quando miro, quando advierto, que à quien he debido el ser, doy la muerte, si confieso? Aquí se quedó Mandane, tambien á Semira veo: ni me miran, ni me escuchan: á qué estado tan funesto llegaste, misero Arbaces! quando hasta tus mismos deudos tienen vergüenza de hablarte al mirarte como reo. Amada Semira, hermana, tan poco, dí, te merezco, que, mirándome en tal lance, no te debo ni un consuelo? Sem. No con ese nombre, Arbaces, me llames osado, y necio, que mientras estés culpado, no hay para ti parentesco, antes para no mirarte, iré de tu vista huye ndo. Vente Lucinda (ay de mí!) Luc. No me huele bien el cuento. vanse. Arb. Qué no me acabe mi pena! hablar à Cambises quiero. Cambises, nuestra amistad antigua hoy me da aliento à pedirte me socorras, con el Rey intercediendo, seguro de que sin culpa, y sin delito padezco. Camb. Yo de un vil traidor amigo

ni lo fuí, ni puedo serlo.

Arb. Viven los Cielos, que mientes.

y que á ser leal te puedo enseñar. Camb. Sin duda alguna, Arbaces, perdiste el seso: no lo extraño, que no es mucho, quando tal crimen has hecho: por eso sin responderte como á demente te dexo. Arb. Que tales injurias sufra, ap. sin que le quite el aliento! pero ay de mí! que es forzoso, si á mi padre librar quiero. Todos me han ido dexando, á Mandane solo veo, que entre enojada, y confusa me está mirando: yo llego á hablarla, por ver si logro sacarla del error ciego en que tambien estará, de que al Rey su padre he muerto. Invicta heroyca Princesa, hermoso adorado dueño, quando todos me abandonan, solo me queda el consuelo de tus piedades, Mandane, oyeme un breve momento. Mand. Yo he de escuchar á un traidor sin que le quite el aliento? Arb. Detente, mi bien, atiende. Mand. Suelta, digo: atrevimiento tienes de llamarme así, quando despues del desprecio de dexarme, al Rey mi padre dió muerte tu cruel acero, no quedando solamente la traicion tuya en hacerlo, sino que tambien por ella resultó (lance funesto!) que diesen muerte à mi hermano? y no obstante todo aquesto, te atreves, vuelvo á decir, á llamarme á mí tu dueño? Tú con la mano tenida en los jazmines sangrientos, que en mi padre desató tu infame villano acero, osas á mí detenerme? Arb. Todo, Mandane, es incierto: cree que de ambos delitos está inocente mi pecho. Mand. Pues siendo así, dí, quién fué

de esta alevosía dueño?

Arb. Eso no puedo decirte,
que yo no lo fuí es cierto.

Mand. Ese silencio te acusa.

Arb. Te engañas, Mandane, en eso.

Mand. Que yo no me engaño es fixo:
bien me acuerdo, bien me acuerdo
del modo indigno arrogante,
con que hablaba tu despecho
de mi padre en mi presencia,
por aquel leve destierro.

Arb. De la traicion á la queja

hay, Mandane, mucho trecho:
mira que estás engañada.

Manda Que la estaba Anhagas

Mand. Que lo estaba, Arbaces, creo, quando te creí, y te amaba.

Arb. Y ahora, mibien? Mand. Te aborrezco

Arb. Y ahora, mi bien? Mand. Te aborrezco. Arb. Te mudaste? Mand. En enemiga.

Arb. Qué intentas?

Mand. Tu muerte intento.

Arb. Y tu amor? Mand. Trocóse en ira. - Arb. Tu afecto? Mand. Trocóse en ceño.

en rabia, y desden; y así no prosigas, porque temo (que olvidada de quien soy, quando tan traidor te veo) vengar con mis propias manos tu yerro torpe, y sangriento. El poco tiempo que dure tu vida; para mí eterno siglo será de dolor, por cuya causa pretendo solicitar con mi hermano, que dé á un Verdugo tu cuello; y aun no llegará esta pena á satisfacer tu exceso, ni al enojo con que yo, Arbaces, ya te aborrezco.

Arb. Llegáron ya mis desdichas á todo quanto pudiéron, pues me quitan en un dia honor, amigos, y deudos, sin reservar á mi amor del trágico fin funesto.

En qué bárbara tragedia, ó cruel padre, me has puesto!

Deidades, tened piedad, pues en ninguno la encuentro; y si vuestra ira previene

Course

dar castigo á mis excesos,,
quitadme la honra, y la vida,
y todo quanto poseo;
pero dexadme el amor

Artab. Arbaces, el Rey me manda, que te encierre, y tenga preso, en la prision de Palacio, hasta que con su Consejo decida la justa pena que ha de darte. Ten aliento, que yo te libertaré, al oido. si prosigues tu silencio.

Arb. Cúmplase la órden del Rey, que ya la muerte apetezco, para que cesen con ella tus peligrosos intentos; y pues muero por librarte, sírvate á tí de escarmiento, para enmendar los errores, que en este lance me han puesto.

Artab. Suspende la voz, villano.

Soldados, luego al momento

conducid á la prision

á Arbaces. Arb. Sean los Cielos ap.

testigos del triste estado

en que un paternal afecto

me ha puesto.

Sold. Venid, pues. Arb. Vamos.
Sold. Qué lastimoso suceso!
Artab. El mudará de dictamen,
y si porfiare necio
en no seguir mis ideas,
seré su verdugo fiero.

JORNADA SEGUNDA.

Sale Alarv. Bien decia mi calletre, que es necedad, que se crean promesas de enamorados: todos á la menor queja, que tienen con la que adoran, dicen luego, no he de verla; proponen marcharse á Francia, á Alemania, ó á Inglaterra; pero todo se reduce á palabras, sin que quieran apartarse del reclamo de estas Evas hechiceras.

Anoche me dixo mi amo:

Alar-

12 Alarve, con diligencia prevenme un par de caballos, que primero que amanezca hemos de estar de la Corte à lo ménos veinte leguas. Despues de darme esta orden, se sué à ver à su Princesa, y olvidado del viage, in se estuvo la noche entera haciéndome mientras tanto, ó alcahuete, ó centinela. Con el Alva se volvió á su Palacio su Altera; mi amo pidió los caballos con gran bulla, y grande priesa; pero miéntras fui por ellos, él tambien tomó soleta: por eso yo en vista de esto, con muchisima paciencia voy á esperarle en su casa, donde es fuerza que parezca. Sale Luc. Alarve, donde has estado? cierto gastas linda flema: sabes que nuestro amo Arbaces está en grillos, y cadenas, porque dicen que al Rey Xerxes ha muerto esta noche mesma; y que segun el runrun, primero que hoy anochezca sin duda le empalarán? Alarv. Hablas, Lucinda, de veras? Luc. Plegue á Baco, si te miento, que tú el empalado seas. Alarv. Primero dos mil azotes en tus espaldas se tiendan. Luc. En las tuyas, insolente. Alarv. Lucinda mia, no creas que fanto mal te deseo: ya sabes, que por mi cuenta corren aquesos ojuelos. And the Greek Luc. No hay pizca en tí de vergüenza: en un caso semejante sacas eso de la lengua? Alarv. : Vaya, no te escandalices. Luc. Ser Alarve manifiestas en los hechos, y en el nombre. Alarv. Lucinda, quando así sea, aseguro mucho mas tu fina correspondencia,

que siendo Alarve, es forzoso mas

que me estimes, y me quieras; pues siempre gustais las Damas de semejantes preseas. Luc. Yo te sacaré embustero, no haciendo ya de ti cuenta. Alarv. Apuesto que no lo cumples, ... para no hacer cosa buena. Luc. Tú lo verás. Alarv. No lo creo. Luc. Quédate con tu simpleza, que yo me voy con Semira, que no es razon, que en tal pena la dexe sola. Alarv. Pues yo me iré á mirar si está hecha la cama para dormir, que despues tiempo me queda para saber si á mi amo. le ahorcan, ó le degüellan. Luc. En todo te muestras torpe. Alarv. Y tú en todo zalamera. Luc. Esto no es razon, Alarve? Alarv. No niego que no lo sea; pero qué criada executa lo que en la razon debiera? Luc. No lo hago yo en este caso? Alarv. Aqueso, Lucinda, fuera á no saber que tú vas mas curiosa, que no atenta, á saber en qué han parado las novedades que cuentas. Luc. Mejor es no responderte: quédate para badea. vast. Alarv. No le ha gustado á la niña la verdad en mi conciencia. Gabinete en casa de Artabano, y sale este con Cambises. Artab. Para decirte, Cambises, los arcanos de mi pecho, te he traido recatado á este interior aposento. Camb. De tu voz estoy pendiente, pues solo à servirte atiendo. Artab. Cambises, tuya será Semira, como mi intento sigas. Camb. Dispon quanto quieras, Artabano, que mi pecho está dispuesto por tí á emprender qualquiera riesgo. Artab. El cargo de General

de las Armas de este Imperio.

Camb.

y toda la suerte tuya::-

Camb. Sé que á tí solo la debo, y aunque nada te debiera sino el hermoso portento, que hoy en Semira me ofreces, bastara para que ciego expusiera honor, y vida, para conseguir su cielo. No solo yo he de servirte, sino tambien á mi exemplo mucha parte de la Tropa. Artabano, hará lo mesmo; y pues juzgo se encaminan las prevenciones, que advierto, à dar libertad à Arbaces, ya podemos emprenderlo con el medio que eligieres, ya sea suave, ó violento. Artab. Y si el que yo propusiere fuese cruel, y sangriento? Camb: No podrás hallar alguno, que à mi valor le dé miedo. Artab. Y si fuese detestable, traidor, alevoso, y fiero? Camb. Aunque sea como dices, seguirte en él te prometo, que no es alhaja Semira, para darse á menor precio. Artab. Pues tan de la parte mia te han hallado mis deseos, escucha de un pecho ayrado los reconditos secretos. La muerte, que anoche, fué triste escándalo funesto del Palacio, y de la Corte, (que vido mustio, y sangriento en la misma cama Régia al Rey de este ilustre Imperio) obra fué, noble Cambises, de mi brazo, y de mi acero. El motivo de que Arbaces esté tenido por reo de este delito, que escuchas, fué porque prudente, y cuerdo, luego que lo executé, hice trueque de mi acero con el suyo; y así, Cambises, hailandole en él (cubierto de fresca sangre) las Guardias le cercaron, y prendieron. Antes que esto sucediera,

sagaz á Palacio vuelvo, à tiempo que manifiesta; en todo el distrito régio la muerte de Xerxes, ya todo era escándalo, y miedo. Disimulé cauteloso, y á Artaxerxes acudiendo, conseguí astuto, y falaz, que mal informado, y ciego, creyese que era su hermano el autor de tanto exceso, y que mandase matarie, sin que le otorgase tiempo, para que de esta impostura acudiese al duro riesgo; y aunque despues conoció el atentado funesto, á que tirano le induxe con mis astutos consejos, lo que sué traicion en mi, lo atribuyó á justo zelo: por eso sin castigarme me abre mas, y mas su pecho. El fin á que se encaminan estos arrogantes hechos, es á coronar á Arbaces por señor de aqueste Imperio. Por esta causa, Cambises, á costa de tantos riesgos, he procurado extinguir á todos sus herederos; solo me falta Artaxerxes, y ya prevengo los medios seguros de conseguirlo, que yo te diré à su tiempo: pero antes es importante, que á mi hijo Arbaces libremos con el medio de la fuga, pues ya Artaxerxes severo, para casugar su culpa. junta de Persia el Consejo. Para lograrlo, Cambises, muchos de mi parte tengo, y estándolo tú tambien, nada dudo, ni rezelo; y ya que fino, y leal para tan graves empeños me ofreces hoy tu socorro, con gran mana, y con silencio, pues eres su General.

La Real Jura de Artaxerxes. importa que al bando nuestro atraigas á la Milicia: 6 34 que si logro por tu medio la Corona para Arbaces, la mitad de ella te ofrezco. Camb. Que en todo te he de servir una, y mil veces protesto. Artab. Pues para que experimentes de mi oferta el cumplimiento, Semira ? Salen Semira, y Lucinda. Sem. Señor, qué mandas? Camb. Hoy logro el bien que apetezco. ap. Artab. Por esposa de Cambises te ha destinado mi afecto. Sem. Qué es lo que dices, señor? Artab. Que así lo tengo dispuesto. Luc. El es de golpe, y porrazo. Sem. Mi muerte verá primero; ap. pero finja por ahora, para pensar el remedio, No me parece, señor, que el tratar de casamiento es justo, estando mi hermano metido en tan grande riesgo. Artab. Suspende el labio, Semira, pues no te toca ese empeño: cuida tú de obedecerme, que de tu hermano los riesgos yo sabré muy bien cuidar. Sem. Padre, y señor, yo no puedo por ahora obedecerte, porque la pena que tengo, hasta que libre le vea, no me da treguas, ni tiempo, para que: - Artab. Calla, atrevida; siendo mio este precepto, así respondes? (qué enojo!) vive el Cielo, que mi acero::-Sem. Ay de mí! Camb. Detente, espera, mas reportado, y mas cuerdo, que Semira cumplirá tus ordenes. Luc. Este viejo está dado á los demonios, por tener un par de nietos.

Artab. Semira, entre la obediencia,

6 tu muerte, no doy medio;

que solo miéntras yo vuelvo

y así luego te resuelve,

Palacio in plazo

para pensarlo. Sem. Yo muero. Artab. Tu esposa será, Cambises, no temas, pues yo lo ofrezco: sigueme ahora, y despues sobre este caso hablaremos. Sem. Aunque mil muertes me dieras, no sacarás de mi pecho á Artaxerxes, que del alma es el adorado dueño. Camb. Yo siento, bella Semira, ser la causa de tu ceño; pero espero que algun dia mi amor, y mi rendimiento podrán vencer el desden de esos hermosos luceros. Sem. Tarde será eso, Cambises; pero si me adoras ciego, como me informan tus labios, un favor pedirie quiero. Camb. Qué no hará quien te id olatra Sem. Quedar desairada temo. Camb. La experiencia te dirá quánto de esclavo me precio. Sem. Pues si es verdad que me quieres, lo que yo de tí pretendo - es, que dispongas de suerte con mi padre, que deshecho se quede aqueste contrato: de esta manera tu afecto me libra fiel de su enojo, advirtiendo, que primero que yo a ti te de la mano, pienso morir á su azero. Camb. Quien a un amante jamas, ingrato alevoso dueño, para probar su constancia! ha encargado igual precepto? Sem. Quien quiso experimentar si su amor es verdadero. Camb. En otra cosa pudieras, tirana, pero no en esto. Sem. Para quien ama de veras, este es el toque mas cierto, anteponer á su amor ( a pesar de su deseo) el gusto de la que adora: todos los demas extremos de finezas, de cariños, quando no agradan con ellos, no son amor de la Dama,

son amores de sí mesmos.

Camb. No puedo negar, Semira,
la fuerza de tu argumento;
pero de tanta virtud
encuentro incapaz mi pecho.

Sem. Tambien el mio lo está
de amarte: y así ten por ciert

de amarte: y así ten por cierto, que aunque el rigor de mi padre disponga, que á este himeneo violentamente consienta, nunca hallarás sino ceño: en vez de dulce cadena la que á tí me una, funesto lazo será; finalmente, yo, Cambises, te prometo, que aunque consigas mi mano, nunca lograrás mi afecto.

verte mi esposa deseo;
que no soy de los amantes
tan prolijos, ó tan necios,
que pretenden sujetar
hasta el libre pensamiento.
Poseate yo, Semira,
y mas que allá en tus adentros
me quieras, ó me aborrezcas,
que de aquesto yo te ofrezco
no quejarme. Sem. Por villano,
ó por bárbaro te dexo.
Sígueme, Lucinda.

usted, señor Caballero,
que si quiere de ese modo
celebrar su casamiento,
no se ha de quejar despues,
si por cima del sombrero
le asomare alguna cosa
propia para hacer tinteros.

Camb. La persuasion de Artabano,
la constancia de mi afecto
la vencerán algun dia,
aunque tan fiera la veo:
seguiréla hasta que vuelva
Artabano, á quien espero.

Salon Real, y salen Artaxerxes, Arta

vase.

Salon Real, y salen Artaxerxes, Artabano, y Soldados.

Artab. Esto, señor, solicito.

Artax. Está bien. Soldados, luego
aquí se conduzca á Arbaces
del encierro en que le tengo.

Vanse algunos Soldados. Ya ves cumplida, Artabano, tu solicitud, y ruego: que inocente salga Arbaces de este exámen apetezco.

Artab. No queria que creyeses, que el natural tierno afecto de padre es el que me mueve à la demanda, que he hecho, ni tampoco á la esperanza, 🐇 🐸 que de su inocencia tengo: su delito, gran señor, es muy claro, y manifiesto, y sé que debe morir para el comun escarmiento: lo que motiva mi instancia para exâminarlo, y verlo, es la seguridad tuya; 🖫 🖽 🖽 🕮 pues aun, señor, no sabemos, ni el motivo del delito, ni los cómplices sangrientos; y por eso antes que muera, cauteloso, astuto, y cuerdo, quiero, para asegurarte, descubrir estos secretos.

Artax. Tu heroyco valor envidio, que superior al afecto natural, consigue hacerte de la lealtad vivo exemplo.
Yo solo, sin mas motivo, que un amistoso respeto, al creerle delinquente mil penas estoy sufriendo; y tú, siendo padre suyo, estás constante, y sereno.

Artab No creas, señor, que yo no sufro, lloro, y padezco, luchando con el amor, que como padre le debo; pero mi lealtad supera á este natural afecto, pues primero que á ser padre, á ser tu vasallo atiendo. Hablandole así, aseguro mucho mejor mis intentos.

Artax. Tu lealtad, y tu virtud,
Artabano, son empeños,
que á favor de Arbaces hablan
con el disfraz del silencio.
Mas que no ingrato seria

np.

átus excelentes hechos, si castigase en Arbaces lo mucho que yo te debo. Nadie nos oiga, Artabano, entre los dos procuremos un efugio, ó un arbitrio, con que su vida salvemos.

Artab. Lo que puedo hacer por mí, ap. á nadie deberlo quiero.
Cómo puede ser, señor,
quando comparece reo,
y no alega mas excusas,
que las de un triste silencio?

que las de un triste silencio? Artax. Ya lo conozco, Artabano. pero con todo contemplo, que puede ser inocente de delito tan horrendo. Para hacer estos discursos los fundamentos que tengo son sus lealtades antiguas, los servicios que me ha hecho; y finalmente, Artabano, á creer no me resuelvo, que haya mudado en un punto naturaleza, y afectos. Quién sabe si el infeliz tiene para este silencio alguna causa, ó motivo, que nosotros no sabemos? Por eso con él á solas el que te quedes pretendo, por si acaso como á padre te revela este misterio: que á mí, como á su Juez, puede que no quiera hacerlo. Háblale con libertad, busca un camino, un rodeo, con que parezca inocente; que aunque me engañes, te advierto, que como se libre Arbaces, te perdono, y me contento. Vosotros cumplid, Soldados, de Artabano les preceptos. Vase con algunos Soldados.

Artabano los preceptos.

Vase con algunos Soldados.

Artab. Ya mis intentos llegáron casi al suspirado puerto, pues de la Guardia traido, llega Arbaces á buen tiempo.

Sale Arbaces con Guardias.

Arbaces, á mí te acerca.

Salid de aqueste aposento,
Soldados, y no volvais,
sin que os avise primero.
Sold. Lo que nos mandas cumplimos. vans.
Arb. Qué puede ser, santos Cielos, ap.

lo que mi padre pretende?

Artab. Ya, hijo mio, en efecto

he conseguido la idea de librarte de este riesgo: con esta mira á Artaxerxes le dixe, que con secreto tenia que hablar contigo, y él me lo ha otorgado necio; y así, Arbaces hijo mio, no perdamos mas el tiempo: un subterraneo camino, que nadie sabe tenemos, que desde aqueste Palacio nos conduzca á cierto puesto, donde solo con mostrarte á los Soldados, y al Pueblo, que está de la parte nuestra, no solo conseguiremos el libertar nuestras vidas del amenazado riesgo, sino tambien la Corona de este dilatado Imperio.

Arb. Tan helado me ha dexado, aleve padre, tu acento, que, à precio de no escucharle, diera al cuchillo mi cuello. Una fuga me propones? tambien me ofreces un Reyno? La primera indiciaría el delito, que no tengo: (aunque sufro la calumnia, por evadirte del riesgo) el admitir la Corona por tan alevoso medio, me quitara la inocencia, prenda en mi de mas aprecio; y así, no pienses jamas, que he de dar consentimiento à tus propuestas, pues solo por no escucharlas, pretendo volverme á mi calabozo, á donde sepa, si muero, que es por encubrir tu culpa, y no por delito nuevo. Y mira que no prosigas

(otra vez á decir vuelvo)
esos intentos traidores,
sino quieres que resuelto
se los declare á Artaxerxes,
aunque cometa el desprecio
de hacer que pierdas la vida,
que te guarda mi silencio.

Artab. Dime, aleve, qué aprovechan esos honrados extremos en favor de tu inocencia, quando en la opinion del Pueblo, por mas que excusarte quieras, estás tenido por reo?

Arb. De mucho, padre, me sirven, que un noble, un heroyco pecho es de sí mismo teatro, á donde allá en sus adentros vitupera lo que es malo, y celebra lo que es bueno, sin hacer el menor caso de los discursos del Pueblo.

Artab. Arbaces, aunque así sea, dime, no será primero procurar guardar la vida, que la inocencia? Arb. Ese es yerro: qué discurres que es la vida?

Artab. El mejor don, el mas bueno, que entre infinitos nos da la benignidad del Cielo.

Arb. Es cierto, si la acompaña del honor el noble aliento; pero sin él, es la vida cosa de tan corto precio, que solo con que se goze, siempre se va deshaciendo; y finalmente se acaba, dexando solo por premio á lo inmortal de la fama el bueno, ó el mal empleo, que de ella cada uno hizo miéntras estuvo viviendo: por eso quiero perderla, el honor anteponiendo, que dura mas que la vida, pues se roza con lo eterno.

Artab. Que tenga para librarte, que hacer tantos argumentos!
La razon de conclusion sea, que yo así lo quiero.
Yen conmigo. Arb. Este será,

señor, el lance primero
en que rehuse obedecerte.

Artab. Que sea la fuerza intento
quien te obligue. Ven, aleve.

Arb. No me pongas en extremo

de que cometa un arrojo.

Artab. Quál es, dí, tu pensamiento?

Tú atrevido me amenazas?

qué puedes hacer? Arb. Muy presto
lo verás. Soldados, Guardias,

venid, volvedme al momento
á mi prision. Artab. Calla, vil.

Arb. Antes hablo por no serlo.
Salen los Soldados.

Sold. Qué nos mandas, Artabano? Arb. Que me lleveis á mi encierro. Artab. Así será, pues lo quieres: Soldados, llevadle luego.

Arb. Vamos. Perdóname, padre, ap. si he motivado tu ceño, por querer fino, y leal conservar tu honor eterno. vanse.

Artab. Que así trastorne un rapaz el logro de mis intentos? Vive el Cielo, pues no quiere vida, libertad, é Imperio, que ha de morir á mis iras antes que del Rey al ceño. Pero ay de mi! que aunque quiera vituperarle, no acierto, pues no puede mi pasion borrar el conocimiento del honor, con que se porta, y es tanto el poder supremo de la virtud, que aunque sea espejo de mis defectos, sin que tenga libertad, le estimo mas, y le quiero.

Sale Camb. En qué piensas, Artabano? tan elevado, y suspenso, quando ya se estan juntando los Grandes en su Consejo, para sentenciar la causa de Arbaces? Señor, no es tiempo ya de discursos, es fuerza que las obras empecemos. Mis parciales prevenidos solo esperan el momento de dar el golpe fatal: en qué, pues, nos detenemos?

Va-

Vamos prontos á sacar á Arbaces del duro encierro.

Artab. Ay, Cambises, que mis hadosse declaran siempre opuestos! Mi hijo admitir rehusa la libertad, y el Imperio; primero quiere morir, perderse él, y perdernos.

Camb. Qué es lo que dices, señor?

Artab. Que en vano he gastado el tiempo en que intenté convencerle.

Camb. Pues por fuerza le libremos, ya que no-quiere de grado; que ya puestos al empeño, si así no lo executamos, está nuestra vida á riesgo.

Artab. Ay Cambises! miéntras tanto que á los Soldados vencemos, que le guardan, Artaxerxes podrá prevenirse cuerdo contra nuestra alevosía.

Camb. Bien reparas: empecemos con-quitarle á él la vida, y despues librar podemos á Arbaces. Artab. No ves que entonces él se queda con el riesgo?

Camb. Dividanse los parciales, asaltando al mismo tiempo, tú la prision, yo el Palacio.

Artab. Si eso, Cambises, hacemos, divididas-nuestras fuerzas, no nos serán de provecho.

Camb. Pues algun partido es justo, Artabano, que abracemos.

Artab.-No-tomar partido alguno por mas seguro lo tengo, hasta tanto que mi astucia procure ganar mas tiempo.

Tú recorre los parciales, que á nuestro bando tenemos, dándoles aviso á todos de que ahora esten suspensos.

Yo cauteloso, y sagaz al lado del Rey me vuelvo, para ver en todo caso el mas conveniente medio.

Camb Y si condenan á Arbaces

Camb. Y si condenan á Arbaces miéntras lo estás discurriendo? Artab. La necesidad entónces nos inspirará el remedio: tú no me pierdas de vista. Camb. De léjos te iré siguiendo. vanse. Casa de Artabano.

Sale Alarv. Ya que he dormido muy bien, saber, é inquirir pretendo si le han ahorcado á mi amo, ó lo que hubiese de nuevo.

Pero aquí viene Lucinda refregando con un lienzo los ojos, para hacer ver, que tiene gran sentimiento de lo que pasa á mis amos. Yo quiero hacer manifiesto con una mentira, que ella lo finge de cumplimiento, y para que lo sepais, atendedme, Mosqueteros.

Lucinda, tú de ese modo suspirando, tú gimiendo? qué tienes? Luc. Extraño mucho, que me preguntes, que tengo: no sabes, que ya se juntan los Sátrapas á Consejo, para mandar, que á mi amo le cuelguen por el garguero? Déxame llorar, Alarve, pues no hay para esto consuelo: ya no quiero vivir mas, si ha de ser con este duelo.

Alarv. Querida Lucinda mia, si supieras quanto siento, que cierta fortuna mia me viniese á tan mal tiempo.

Luc. Qué fortuna te ha venido? Alarv. Ya sabes, que ha años enteros, que con el fin de casarnos, Lucinda, ambos nos queremos, y que lo hemos dilatado por faltarnos el dinero: pues, amiga, Dios, que cuida -de los nobles, y plebeyos, dispuso, que un tio rico, que tenia en este Pueblo, se quedase muerto ahora de un accidente apopletico: por su heredero total me dexa en su testamento, y en dinero solamente me quedan treinta mil pesos:

pero ya veo, Lucinda, no es tiempo de hablar en esto, porque la pena::- Luc. Qué pena? dispon aprisa, al momento nuestra boda, no suceda que te gastes el dinero, y nos quedemos despues sin una blanca, y solteros. Alar.Y nuestro amo? Luc. Que le cuelguen. Alarv. Y tus suspiros? Luc. Se fuéron. Alarv. Por si es pulla, para tí: al fin, quieres nos casemos? Luc. Hoy mismo ha de ser, Alarve. Alarv. Pues, Lucinda, todo es cuento, no hay tal tio en mi conciencia, no hay un cornado en dinero, sino es que tú los fabriques quando los dos nos casemos: solo pretendí saber quanto era tu sentimiento; y pues que ya lo conozco, saca otra vez el pañuelo. Luc. Tú me pagarás doblada la burlita, que me has hecho. Alarv. No me quitarás en tanto, que yo me vaya riendo. Luc. A la tercera Jornada para el desquite te espero. Salon Real, salen Semira, y Damas. Sem. Quántas penas en un dia combaten mi triste pecho! A Palacio me conduce ahora de mi hermano el riesgo: pero Mandane? Salen Mandane, y Damas. Mand. Semira, que no me estor bes te ruego. Sem. A donde vas con tal prisa? Mand. Al Real Supremo Consejo. Sem. Si á libertar á mi hermano se dirigen tus intentos, yo tambien, señora mia, tu huellas iré siguiendo. Mand. Mi interes es muy distinto, y muy contrario el deseo, pues tú lo pretendes libre, quando muerto le apetezco. Sem. Es posible (ay infeliz!) que pronuncie tal acento quien ha confesado ya,

que tuvo á Arbaces afecto? Mand. Si, Semira, no lo extrañes, pues sin hablar del desprecio, con que me ha tratado. Aibaces, la obligacion es primero de hija del difunto Rey, que no su villano afecto. Sem. No imagines, no, Mandane, que sea mi hermano el reo, y en el caso que lo fuese. (que jamas he de creerlo) echa la culpa á tu amor, que pudo causar su exceso. Mand. Por eso mismo, Semira, con su castigo pretendo desvanecer la sospecha, que fomenta el vulgo necio. Sem. Princesa invicta (ay de mí!) para castigar á un reo basta el rigor de la ley, no le acrimine tu ruego. Mand. No basta la ley, Semira, quando miro, quando advierto lo que le estima mi hermano, no obstante su crimen fiero. Tambien le ama la Grandeza, por cuya causa rezelo, que á faltar mi acusacion, quede contra ley absuelto. Sem. Mira que à tus pies postrada, los ojos dos fuentes hechos, te pido, que no procures acriminar sus excesos, que ya quiero confesarlos, aunque sé que son inciertos, solo para dar lugar á que piadoso tu pecho muestre en perdonar á un triste de tu grandeza lo excelso, Mand. Es en vano tu porfia, pedir su muerte resuelvo. Sem. Pues ya que inutiles son contigo todos mis ruegos, vé, tirana, a conseguir su trágico fin funesto: usa todas tus crueldades, olvida su amor, su afecto, sus ternezas, y suspiros, sus cariñosos extremos, sus palabras amorosas, C<sub>2</sub>

La Real Jura de Artaxerxes.

aquel mirar alhagueño, con que rindió tu hermosura, con que le hiciste tu dueño; sé mas fiera, que las fieras, pues ya las vas excediendo, solicitando el cuchillo para quien te adora tierno.

Mand. Calla, enmudece, Semira, no con tan extraño medio el fuego, que yo procuro extinguir, vuelvas incendio: dexame creer siquiera, que el honor que yo mantengo, podrá triunfar este rato de ese alhago lisonjero. vase.

Sem. Entre tan grandes pesares, no se á qual deba primero acudir: Mandane, Arbaces, Cambises, mi padre mesmo, y Artaxerxes, contra mí se conjuráron, y uniéron, cada uno para afligirme tiene lugar en mi pecho: si al uno oponerme trato, vencida del otro quedo: en niedio de tantas penas, denine paciencia los Cielos; y pues lo que mas importa es acudir al Consejo, que ha de juzgar á mi hermano, voy à ver si con mis ruegos puedo vencer en Mandane

Salon Real para el Consejo con Trono á un lado, y al otro asientos para los Grandes, y una mesa, y taburete al lado derecho del Trono con recado de escribir, y al son de cajas, y Clarines salen Artaxerxes, quatro Grandes del Reyno, Cambises,

Música. Artaxerxes invicto,
"gran Monarca de Persia,
"viva, reyne, y triunfe
"en una, y otra esfera:
"Aplaudale el Orbe
"en dulces cadencias,
"diciendo constante,
"que viva, que reyne,
"que triunfe, y que venza.

Artax. Nobles, y leales vasallos,

cuya valerosa diestra, cuyo prudente consejo en las paces, y en la guerra ha sido siempre, y será firme vasa de la Persia: veisme, que llego á ocupar la régia silla paterna, por la infame alevosía, con que cruel mano fiera quitó la vida á mi padre, que ya con los Dioses reyna. El motivo de llamaros, ilustres, y nobles Persas, es, para que vuestro acuerdo señale la justa pena, que á tan bárbaro delito le corresponda, y se deba. Segun todos los indicios, se cree, que Arbaces sea quien le ha cometido infame, aunque se duda la prueba, atendiendo á la lealtad, constancia, zelo, y prudencia, con que él, y su padre siempre han defendido á la Persia. Por esta causa pretendo, que por vosotros se vea, y se exâmine este caso; pues aunque hacerlo pudiera, temo, que la pasion de hijo al señalarle la pena, al fiscalizar su error, si no me ciega, me tuerza, mayormente quando tengo en Darío la experiencia, á quien se quitó la vida, sin ser su error evidencia.

Camb. Señor, Mandane, y Semira pretenden vuestra licencia para entrar en el Consejo.

Artax. Diles, Cambises, que vengan.
Muy desigual es la causa, ap.
que las trae á mi presencia.
A Arbaces tambien se traiga
de la prision, que le encierra.

Camb. Como lo mandas se hará. No sé Artabano á qué espera.

Vase, y sale Artabano.

Artab. A hallarme vengo en la junta, ap.
pues aunque manden que muera

mi

ap.

mi hijo, miéntras lo disponen tiempo de librarle queda. Artax. Artabano, vos aquí? tal valor pasma, y eleva. Artab. Señor, si acaso lo dices porque en esta junta régia se ha de tratar del castigo, que dar à Arbaces se deba, no te admire que yo asista, que si la culpa se prueba, abonando mis lealtades, verteré su sangre mesma. Artax. De tí lo creo, Artabano; pero antes que el reo venga, dime si en aquel examen hallaste de su inocencia algun resquicio, ó vislumbre: habla, pues, no te detengas. Artab. No señor. Artax. Fiero pesar! pues será fuerza que muera. Artab. Para el logro de mi intento ap. no me importa que le absuelvan. Delante de vos, señor, Mandane, y Semira llegan. Salen Mandane, y Semira cada una por su lado, y Damas de acompañamiento. Mand. Hermano, Rey, y señor, hoy Mandane á tus pies llega, pidiendo, que tu justicia dé la merecida pena al traidor, infame, aleve, que ha dado muerte sangrienta à mi padre Xerxes : ea, gran señor, justicia, muera el cruel. Sem. Principe Artaxerxes, hoy á tu clemencia apela una muger infelice, que en tus piedades espera, que temples tan gran rigor: mi hermano, señor, merezca tu compasion, advirtiendo, que su culpa aun es incierta. Mand. De un reo la muerte pido, justo será que me atiendas. Sem. De un inocente la vida justo será me concedas. Mand. No hay en su delito duda. Sem. De él tampoco se halla prueba. Mand. Cómo, quando los indicios claramente le condenan?

Sem. No puede encontrarse indicio, que pase á ser evidencia. Mand. De un padre la noble sangre, que vertió su mano fiera con traidora alevosía, está pidiendo que muera. Sem. Tu sangre, señor, guardada, por su valerosa diestra en lides tan repetidas, conservar la suya espera. Mand. Mira, hermano, que el rigor es el que el Trono sustenta. Sem. Repara, que la piedad es la que mas le conserva. Mand. De una huérfana, señor, el justo dolor te mueva. Sem. De una hermana desdichada el pesar te compadezca. Mand. Venganza, gran Artaxerxes. Sem. Principe heroyco, clemencia. Artax. Alzad, Mandane, Semira. Ouiém pudiera complacerlas á entrambas! pero ay de mí! que es tan imposible senda, como el juntar á la vida con la muerte triste, y feal pero con todo procure unir de alguna manera, con arbitrio nunca visto, dos materias tan opuestas. Salen Cambises, y Soldados, que traen a Arbaces con cadenas. Camb. Aquí, señor, está Arbaces. Mand. Al verle el pecho se altera. ap. Arb. Tanto (ay inteliz de mi!) ya me aborrece la Persia, que unida toda concurre á mirar en mi tragedia. el extremo á que llegó una inculpable inocencia? Artax. Arbaces? Arb. Rey, y señor? Artax. Miéntras tanto que yo pueda seré tu Rey, y tu amigo; así disculpa tuvieran los indicios, que te acusan: y porque posible sea,. oye tú, y escuchen todos mi determinacion Régia: Ya veis, o Persas ilustres, Mandane, Semira bella,

La Real Jura de Artaxerxes.

22

que para absolver á Arbaces de la merecida pena, que se debe á los indicios, que por reo le condenan, aunque se ha buscado arbitrio, hasta ahora no se encuentra: la sangre Real derramada por la venganza vocea, mi justicia así lo pide, y mi hermana se interesa. Semira á mis pies llorosa, alegando la experiencia de sus antiguas lealtades, v servicios á la Persia, está no sin causa alguna solicitando elemencia, y sin que á lo justo falte, es preciso que la atienda; á cuyo fin he resuelto, que el mismo Artabano sea el Juez, que aquí determine en esta causa: él le absuelva, El le condene, él le oiga, que vo mi potestad Régia en esta parte le cedo; y así de aquesta manera, si mereciese castigo, se le doy, pues la experiencia de la lealtad de Artabano ningun rezelo me dexa, de que á pesar de la sangre su rectitud no se tuerza: de esta manera tambien del reo tengo clemencia, pues que por Juez le señalo á quien por naturaleza debe mirar compasivo, que su sangre no se vierta; y de este modo se juntan las dos diversas materias, en que Mandane, y Semira proponen que se interesan: Persas, decid, qué os parece?

Grand. Todos, gran señor, aprueban vuestro dictámen. Mand. Mandane, Artaxerxes, no le aprueba, que el cometer el castigo á un padre, es cosa opuesta á la justicia. Artax. No siendo Artabano, cosa es cierta.

Artab. Que tal cargo no me deis suplico á la piedad vuestra.
Artax. Tu constancia, tu valor, y el deseo de que puedas librar á Arbaces, me obliga: en esa silla te sienta, empezando desde luego á tomarle residencia.

Arb. Mi Juez mi padre? (ay de mí!)

Artax. Sí, Arbaces, de qué rezelas?

Arb. No puedo, señor, decirlo.

Artax. Por qué, Artabano, no empiezas

á exercer el cargo tuyo?

Artab. Pues así, señor, lo ordenas, aunque fallezca al dolor, el obedecer es deuda. siéntase. Si despues le he de librar, ap. no hay para que me suspenda. Cómo, Arbaces, tan absorto al verme tu Juez te quedas? te espantas de mi constancia, ó mi justicia rezelas?

Arb. Mirándote à tí mi Juez, qué quieres que me suceda? no quieres que me horrorice, ni que admire tu entereza, quando sabiendo quien eres, no se te encubre quien sea? Es posible, que en tal lance aun tu rostro no se altera?

Artab. No fuera mucho, vil hijo, que al mirarte en mi presencia reo de tanto delito, los colores me salieran, si no me infundiera aliento la incomparable clemencia de Artaxerxes, que en abono de la lealtad, que en mí reyna, pone en mi mano el castigo, para lavar esta afrenta; y así, pues que soy tu Juez, á tus cargos da respuesta.

Arb. Mucho esta vez, Artabano, quieres probar mi paciencia.

Artab. Tú compareces, Arbaces, en la comun apariencia de Xerxes cruel homicida: del delito hay muchas pruebas: la una, el audaz intento de amar á nuestra Princesa,

en que ya diste señales de tu atrevida soberbia; la otra, hallarte el acero teñido en la sangre Régia, y::- Arb. Fuga, lugar, y tiempo, del error son evidencias; con todo, saben los Cielos, y .:- (tú iba á decir; lengua, detente) que no soy reo, y que es la sospecha incierta. Artab. Nada de eso basta, Arbaces; con razones, que convenzan en este juicio, es forzoso, que practiques tu defensa, aplacando el justo enojo de nuestra heroyca Princesa, alegando tus descargos en presencia de su Alteza. Como calles, Artabano, ap. nada llegue á darte pena. Arb. Ha cruel padre! si quieres que mi valor no fallezca, y que tolere constante tanto cúmulo de afrentas, no me acuerdes que Mandane es de mi corazon prenda, y que por esta desdicha es forzoso que la pierda. Artab. Calla, aleve, suspendiendo la atrevida infame lengua, que ciega de su delito, de donde está no se acuerda. Mand. A pesar de la razon, mi pasado amor me altera. Artax. Es posible, amigo Arbaces, que una disculpa no encuentras, para que tenga lugar en tí la clemencia nuestra? Arb. Rey, y señor, yo no encuentro, ni culpa en mí, ni defensa; y si mil veces pregunias lo obscuro de este problema, sabe, señor, que otra cosa no podrá decir mi lengua. Artab. O amor de hijo, quanto puedes! ahogándome está la pena. ap. Mand. Auaque lo liore el amor, esta vez mi pasion venza. Senor, Arbaces es reo, sin que nada alegar pueda

en su favor; pues por qué se dilata la sentencia? Arb. Mi muerte quieres, Mandane? Mand. Yo lo pretendo (aunque muera) ap. Arb. Finalmente, en mis desdichas este consuelo me queda, señora, pues con mi muerte puedo agradar tu fiereza. Artab. Vuestra justa ira, señora, es de mi virtud espuela: de mi justicia, y rigor exemplo quede á la Persia jamas visto, quando mire, que mi mano le condena. Mand. Quedésin alma! Artax. Suspende, amigo, la cruel sentencia. Se levanta, y todos. Artab. Ya la he firmado, señor, cumpliendo de Juez la deuda. Arb. Qué bárbara presuncion! Sem. Y qué inhumana fiereza! Arb. Llegó la crueldad de un padre á lo que nadie creyera: pero qué miro? Mandane arroja líquidas perlas: Al fin sentiste, tirana, verme en la línea postrera de mis desdichas? Mand. Arbaces, no imagines, que la pena es la que causa mi llanto, pues sabes no es cosa nueva haya llanto de alegría, conforme le hay de tristeza. Mucho debo á mi valor, ap. quando el alma no se ausenta. Artab. Ya que he cumplido, señor, la comision de Juez, pueda, sin que te enojes, cumplir con la paternal terneza. Hijo, que perdones pido á la estrecha ley severa, que la justicia me impuso: hoy tu constancia se vea, pues con morir, finalmente todas las desdichas cesan. Arb. Calla, padre, no prosigas, bastete ver, que consienta, por lo que saben los Dioses, sufrir la bárbara afrenta de traidor, perder la vida,

La Real Jura de Artaxerxes.

y la Dama, sin que quieras, que tambien con escucharte llegue á perder la paciencia: mira que se acaba ya, y para que no suceda, Rey, por última piedad (ya que he de morir) te deba, que sea luego, y que nadie ya ni me hable, ni vea, que en mi prision encerrado gaste el tiempo, que me resta, en llorar los infortunios á que me lleva mi estrella.

Artax. Ola, Soldados, llevadle: sin mi me tiene la pena. ap. Mand. Hasta este punto no supe ap.

quán dura la muerte sea. Sem. Quando el dolor no me mata,

discurro que soy eterna.

Camb. Vamos, Arbaces. Arb. Aguarda, pues el despedirme es deuda. Perdoname, padre mio, si te ofendiéron mis quejas, que en tierra postrado, beso la mano, que me condena, quando veo que mi muerte para alguien hoy aprovecha: solo lo que te suplico en aquesta hora postrera, es, que mires por mi Rey, que le sirvas, y obedezcas con la lealtad que tú sabes, que tu hijo Arbaces lo hiciera. Que á la Princesa la digas::pero no, que pues contenta queda con mi muerte, nada habrá que decirla puedas. Guardete el Cielo, Semira, que por no aumentar tu pena, no quiero decirte mas, de que estimes, de que quieras á Mandane, pues la muerte me estorba aquesta fineza. Y por último, Rey mio, tambien con la paz te queda; guarden los Cielos tu vida de traiciones, y cautelas, como yo lo né hecho siempre; y te suplico, que creas, que yo padezeo inocente,

para que otros no padezcan. Camb. No sé qué espera Artabano. Vamos. Sold. 1. Qué dolor! Sol. 2. Qué pena! Llevanle los Soldados. Artax. Qué pesar tan lastimoso! Mand. Qué tragedia tan funesta! Sem. Pues al ver esto no muero, no pueden matar las penas. Artab. Procure disimular, ap. mientras libertarle pueda,

ayudado de Cambises. Bien vés, hermosa Princesa, quan á costa de mi sangre he lavado tus ofensas.

Mand. Calla, tirano sangriento, suspende, traidor, la lengua; huye, aleve, de mi vista, y aun del Sol huir debieras, escondiendote cobarde en las simas mas funestas, si es que pueden tolerar una fiera tan sangrienta. Huye, villano, que yo, por no estár en tu presencia. pienso esconderme á la luz, pienso esconderme á mí mesma. Vase.

Artax. Mucho he sentido, Semira, se conjuren las estrellas contra la vida de Arbaces, quando mi amor la desea.

Sem. Tirano inhumano Rey, que la piedad lisonjera imitas del Cocodrilo, que despues que muerto dexa su amigo, llora: eres tú quien de ini amante se precia? fueron estas tus palabras? fueron estas tus finezas? En condenar á mi hermano á afrentosa muerte fiera han parado lus favores, prorrumpies on tus ofertas? O mal haya, amen, mil veces mi credundad, que necia dió credito alguna vez á tus voces alhagüeñas! Qué fiera ha habido jamas, por mas bárbara que sea, que en la sangre de quien ama haya empleado sus presas

sino tú? y asi, Artaxerxes, ni me busques, ni me veas, que al verte cerca de mi, pienso que con crueldad nueva persigues en mi la sangre, que Arbaces dexa en mis venas. Vase. Artax. Oye, espera, escucha, aguarda; tuese enojada, y resuelta. En qué me ha puesto, Artabano, tu nunca vista entereza! Artab. Si tú te quejas, señor, dime, para mí qué dexas? Artax. No prosigas, Artabano, que es sin igual tu fiereza. Artab. Tú lo verás, quando logre ap. quitarte vida, y diadema. Grand. Pues se concluyó el Consejo, señor, con vuestra licencia, besando tus pies, diremos entre sonoras cadencias::-Todos, y Music. Artaxerxes invicto, &c. JORNADA TERCERA. Carcel, en que está Arbaces, y á unlado habrá una puerta, por donde á su tiempo saldrá Artaxerxes. Arb. Infeliz suerte mia, quando ha de ser el deseado dia, que salga con mi muerte de aqueste pavoroso encierro fuerte, á que me ha conducido de mi padre el delito repetido? pero en vano lo espero, si en la muerte mi alivio considero; que del que es desdichado, para que sea el pesar mas dilatado, la muerte se retira. Ay amada Mandane! ay mi Semira! ay honor ya perdido! Ay Artaxerxes, Principe querido! siento mas que mi muerte el engaño, que contra mí os pervierte: pero esa breve puerta abren, si mal no juzgo, ó está abierta. Quién, en tal desconsuelo, se atreve à un infeliz à dar consuelo? Sale Artaxerxes por la puerta. Artax. Arbaces? Arb. Santos Cielos, qué veo! qué cuidados, qué desvelos hoy, Señor, han podido traeros á lugar tan abatido?

Artax. El libertar tu vida. Arb. Quién hay, señor, que tu piedad mida? Artax. No prosigas, Arbaces, ni gastes tiempo en excusadas frases, al remedio se acuda; tu muerte se ha de executar sin duda, por los indicios graves, que contra tí resultan, y tú sabes. El padre te condena, ya no tiene salida aquesta pena: espera tu castigo la Persia toda. Arbaces, soy tu amigo. por esta causa vengo á darte libertad, como prevengo: por esta breve puerta, que á mi cuidado miras hoy abierta, saldrás de mi Palacio á un escondido, á un ignorado espacio, de donde diligente, sin peligro de guardias, ni de gente, logres el ausentarte donde no pueda hallarte; pues si ahora te busco como amigo. esta piedad se trocará en castigo por ley justa, y precisa; y así no te detengas, vete aprisa, no olvidandote, Arbaces, quan diferente hago, que tú haces. Arb. Rey generoso mio, si de mi culpa crees el desvarío, por qué piadoso vienes á libertar mi vida? y si previenes que no soy el culpado, por qué quieres que salga desterrado! Artax. Porque si reo sueses, asi te doy la vida, que mil veces valeroso me has dado; y si acaso no fueres el culpado, logras asi la huida; que solo puede serte permitida, Arbaces, de este modo, que á no ignorarse, se perdiera todo. Huye, pues, al momento, y no pretendas darme el sentimiento de mirarme obligado á exercer el castigo decretado. Arb. Señor, dexa que muera, pues quando de esta alevosía fiera de todo soy culpado, muriendo yo (ó Rey!) quedas honrado,

La Real Jura de Artaxerxes. y yo contento, viendo libro tu vida, y tu honor defiendo. Artax. Semejantes razones nunca ví en traidores corazones. Para quedar honrado me bastará que quede divulgado, que á tu delito fiero muerte secreta le borró severo: huye, Arbaces, no intentes malograrme dia, que en Asia voy á coronarme Arb. Y si despues se indicia tu piedad, no es saltar á tu justicia? Artax. Que te ausentes te ruego; y pues que tú de puro fino, ciego, como amigo el hacerlo aqui reusas,

como Rey te lo mando, no hay excusas. Arb. Como á Rey te obedezco:

mi honor, mi vida, y quanto soy te ofrezy quiera el santo Cielo, que se corra algun dia el negro velo, que mi lealtad encubre; y hasta tanto, señor, que se descubre, escuchen las Deidades quanto desco tus felicidades. Reynes, señor, invicto, y poderoso, los años de aquel Fenix, que dichoso de si propio renace, quando la edad ya su explendor deshace: triunfos, palmas, y laureles sean, Rey, y señor, testigos fieles: el mundo se te rinda, el Egipcio, el Arabe, el Persa, el Inda: logres la paz que pierdo, mientras tanto que de perderte á tí sufro el quebranto. Vase por donde salió Artaxerxes.

Artax. Por imposible creo, viéndole tan sereno, sea el reo: pues juzgo que el semblante suele del alma ser cristal brillante. Al fin, yo de Semira lograsé mitigar la justa ira, sabiendo con recato Vase. el que à su amor el mio no fue ingrato. Salon, y sale Cambises.

Camb. Artabano me mandó, que le espere en este puesto cercano de la prision en que Arbaces está preso: sin duda llegó el instante en que librarle ha resuelto,

pues me ha mandado juntar los que son del vando nuestro: pero ya llega hácia aqui,

lo que dispone veremos. Sale Artabano. Artab. Cambises? Camb. Sefior, qué traes, que demudado te veo?

Artab. Ay de mí infelíz! Cambises, viva estatua soy de yelo. Ahora acabo de encontrar á Artaxerxes (dolor fiero!) y me dixo (muerto soy!) que á mi nobleza atendiendo, para excusarme un sonrojo de un cruel suplicio funesto, habia quitado la vida á Arbaces en el silencio de su obscura carcel: mira quando á libertarle vengo, y le hallo muerto, si es justo, que el dolor me rompa el pecho:

Camb. Muy justa pena es la tuya, á la venganza apelemos. Artab. Esa esperanza me alivia en tan sensible tormento, si atiendo que llegó el dia de cumplir nuestros deseos. Hoy acabará Artaxerxes á la fuerza de un veneno; el cómo ha de ser, escucha. Es costumbre en este Reyno, que á tomar la posesion, y juramento del Pueblo vaya el que ha de coronarse del Sol al Templo supremo, en donde debe jurar guardar las Leyes, y Fueros,

han gozado aquestos pueblos. Para hacer la ceremonia del solemne juramento, en una dorada taza se le ofrece el vino Regio; tómala el Rey en la mano, invoca al Numen supremo, y parte vierte en el ara, y pasa el restante al pecho, haciendo al Cielo testigo, que si rompiese los Fueros, que les promete guardar, le sea el licor veneno.

que de inmemoriales años

Yo, para que asi suceda, en él se lo tengo puesto: la hoy de aquesta ceremonia es el dia, y porque luego has de verla, en explicarla no perdamos mas el tiempo: y pues que con este modo asegurada tenemos ya la muerte de Artaxerxes, prevén los amigos nuestros, para que en llegando el caso, atrevidos, y resueltos por su Rey á mí me aclamen, ya que á mi hijo me han muerto. amb. Nada tienes que temer

Camb. Nada tienes que temer contra el logro de tu intento: los Soldados conjurados solo esperan el momento de embestir: la Guardia misma del Rey ganada tenemos: vamos á la execucion, no se pierda ya lo hecho: venga la muerte de Arbaces en los que á ella concurrieron.

Artab. Con esa esperanza, amigo, solo la vida entretengo.

Lo dispuesto se execute, que yo de nuevo te ofrezco, que la mano de Semira será de tu hazaña premio.

Gabinete Real, y sale Mandane sola.

Mand. Quánto se engaña á sí propia la que ya ha empezado á amar, quando piensa en sus enojos que olvidar su amor podra? Dígalo yo, que de Arbaces he sido amante leal; y al mirar en su persona la apariencia, ó realidad de traidor contra mi sangre, pensé aborrecerle ya. Solicité su castigo en el Consejo Real, consegui le condenáran á muerte (fiero pesar!) y quando creí con esto gozar de tranquilidad, verle en tan misero estado mi amor volvió á dispertar de tal modo, que ya diera

por ponerle en libertad
la vida. Dioses supremos,
si Arbaces aun vivirá?
Si acaso se habrá cumplido
aquel decreto fatal?
Pero no, no puede ser,
(ay loca temeridad!)
que si Arbaces fuese muerto,
yo acabara, claro está.

Luc. Aqui la burla del tio,
Alarve me ha de pagar
con una cierta mentira,
que no es nueva en el lugar,
á cuyo efecto mi industria
le ha traido por acá.

Alarv. A donde de pieza en pieza, muger, llevandome yás?

Luc. Delante de la Princesa: no tienes que recelar.

Mand. Quién á turbar mi dolor ha osado hasta aqui el entrar?

Alarv. Aunque yo he entrado, señora, tu dolor no ví jamas, con que no pude turbarles

Lucinda me traxo acá, sin que yo sepa por qué.

Luc. Ahora, Alarve, lo verást señora, si una muger infeliz puede aspirar á que oigas su justa queja, merezcale á tu piedad::-

Alarv. Qué embolismo has discurrido, Lucinda de Barrabás?

Mand. Di qué buscas, y quién eres ?

de Semira soy, que hoy
á tus pies me vengo á echar,
para pedirte justicia
contra este vil desleal
criado tambien de mi casa,
que con la ocasion que dá
la concurrencia continua
de podernos vér, y hablar
(quantos males se evitáran
si se evitára este mal!)
baxo de palabra, y mano
de esposo (no puedo mas,
que la vergüenza, señora,
no me dexa respirar)

D 2

10-

La Real Jura de Artaxerxes.

logró, pues, que confiada::-Bastante te he dicho ya, bien me puedes entender, no tengo que decir mas, sino que despues villano, sin que se quiera casar conmigo, escapar intenta à tan remoto lugar, á donde de su persona no llegue á saber jamas; y no solo pára en esto su alevosía, y ruindad, sino que para tener que lucir, y que gastar, me ha robado en este dia un rico hermoso collar de perlas, que yo tenia, y era todo mi caudal; y porque veas, señora, que te digo la verdad, hazle mirar los bolsillos. que en ellos se lo hallarás. Justicia, heroyca Princesa, no permitas que hombre tal hoy se quede sin castigo, o no me pienso apartar de tus pies, mientras no logre te compadezca mi afan. Alarv. Tal testimonio, señora, no se levantó jamas: yo lancecito, y á solas? yo quitarla su collar? vaya, vaya, que el enredo es de lo mas singular. Mand. Su pende la voz, aleve, que tu castigo serà exemplar en toda Persia, si se llega á averiguar tu delito. Alza del suelo, muger. Luc. Lindamente vá. ap. Mand. Soldados, ha de mi guardia. Salen Soldados. Sold. Señora, qué nos mandais? Alarv. Ha perra, en qué me has metido! Mand. Ese hombre ved, y mirad si tiene un collar de perlas

en su poder. Luc. Le hallarán,

pues con disimulo yo,

se le puse en el bolsillo.

para poderle pescar,

Alarv. A bien que ahora verás la gran mentira, que cuenta, y que no hallan tal collar. Sold. 1. Cómo se atreve à mentir, si en este bolsillo està? Alarv. Voto á brios, que algun demonio me traxo una alhaja tal, que en toda mi vida ví Tú eres bruja? claro está, y sin que yo te sintiera::-Mand. Ea, calla, y no hables mas: toma tu alhaja, muger. Soldados, luego llevad á un obscuro calabozo á ese infame, y estará en él mientras tanto que el castigo se le dá. Alarv. Gran señora, vive Apolo, que todo eso es falsedad, y que Lucinda sin duda. asi me quiere atrapar: no la creas, aunque has visto ese maldito collar, que del infierno sin duda me le traxeron acá. Luc. Traidor, contra lo que ven, aun imaginas negar? Mand. Bien dices, llevadle luego. Sold.1. Venga el vil. Otro. Venga el truhan. Alarv. Seanme testiges, señores, de que me quieren casar, que es lo mismo que ahorcarme, punto menos, punto mas. Ha picara! como pueda un dia desenredar este embuste tan tremendo, Llevanle. todo me lo has de pagar. Luc. Mientras ese tiempo llega, la del tio pagaràs. Señora mia, por Dios, que no le mandes ahorcar, que vo el robo le perdono, con que se case, y no mas. Mand. Yo sé lo que debo hacer, Luc. Pues si lo sabes, andar. Mand. Ya que interrumpió este acaso el hilo de mi pesar, ap. vuelve, vuelve, corazon, á padecer, y llorar la pena que te labraste

np.

Vase.

artifice de tu mal.

Salen Semira, y Lucinda. Luc. Reporta el dolor, y mira::-Sem. Nada hay aqui que mirar;

y pues ya ha muerto mi hermano, su muerte quiero vengar de la manera que pueda.

Mand. Quién ha vuelto á entrar acá?

Sem. Yo soy, Mandane, que vengo para dar á tu crueldad la enhorabuena. Mand. De qué?

acaso dió libertad

á Arbaces el Rey mi hermano?

Sem. La vida le hizo quitar con silencioso secreto, aunque ya público está. Ya, tirana, estás vengada en aquella sangre leal, que contra ti á los Dioses por venganza clamará, pues si tuvo alguna culpa (que no lo creeré jamas) ha sido, fiera Mandane, tenerte á tí voluntad. Mira, cruel, si tu enojo se sacia en su sangre ya, ó si quiere nuevas víctimas tu nunca vista crueldad.

Mand. Llegó de mi vida el fin al oir tal novedad.

Sem. No ví pecho mas ageno, Mandane, de la piedad; pues á un caso tan atróz, aun el llanto no le das.

Mand. Qué ligero es el dolor, quando permite llorar! Semira, por Dios te pido, que me dexes en mi mal: ya para dexar el cuerpo el alma dispuesta está; déxame, vuelvo à decir, sin hablar de Arbaces mas.

Luc. Templa la pena, señora.

Sem. Cómo puedo? (fiero mal!) Sal. Artax. A Semira vi en Palacio, veré si la puedo hablar en secreto, para que sabiendo de mí que está libre su hermano, suspenda su hermoso desdén tenáz:

pero aqui está. Dueño mio? Sem. Como tal nombre me das, tirano Principe, quando sin amor, y sin piedad en mi hermano me has quitado de mi vida la mitad? Si asi tratas á quien amas, al que aborrezcas qué harás?

Artax. Oyeme, escuchame. Sem. Aparta: para mi se acabó ya el oirte, el escucharte, pues noté tu falsedad: ni me detengas, ni sigas, si no quieres, que á un puñal entregue mi triste vida, pues entre él, y tu crueldad, no sé qual es mas peligro, ignoro si es riesgo igual.

Vanse.

Artax. Sin duda llegó á su oido la voz, que esparcida está, de que hice quitar la vida á Arbaces: con el pesar, y el enojo de esta nueva, no quiso darme lugar á que la desengañara: mis ansias la seguirán, para que sepa el error en que su belleza está, pues hasta verla aplacada mi amor no sosegará.

Sale Arbaces disfrazado.

Arb. Recatado, y escondido, valído de este disfraz, buscando á Mandane, corro todo el Palacio Real, porque sin verla primero, y procurarla aplacar, no hay en mi pecho valor para poderme ausentar; pero soy tan infeliz, que no la puedo encontrar. Mas á donde temerarios mis pasos corriendo ván? No es este su Gabinete? mal me puedo yo engañar, y ella aqui se va acercando. Cielos, al verla llegar, el valor en cobardia. siento que trocado está, que como en la aprehension suya

Vase.

La Real Jura de Artaxerxes. sé que estoy por desleal, con mis penas.

solamente la apariencia de reo me hace temblar. Hasta recobrarme un poco

30

aqui me quiero apartar. Retirase.

Salen Mandane, y un Soldado. Mand. Ola, Guardias, á ninguno

aqui se permita entrar.

Sold. Asi lo harémos, señora. Mand. Vos tambien os retirad.

Vase el Soldado. Ea, dolor, ya estamos solos. ya tenemos libertad para llorar, y sentir nuestra alevosa erueldad. Yo mas que Leona sangrienta, con ira sin exemplar, de Arbaces, mi amante, y dueño, la vida supe quitar. Yo he imitado en perseguirle al Tigre; fiera rapaz, que emplea siempre su saña, en quien le ha alhagado mas. Yo, á pesar de los afectos; que en su favor ví brotar en el pecho de mi hermano, tanto supe porfiar, que en su muerte consintió á pesar de su piedad. Contra este cargo, mi honor siento que responde ya, que como hija de Xerxes su muerte debí buscar: pero qué importa, que asi me pretenda sosegar, si el amor, que no guardo fueros, ni leyes jamas, está poniendo á mi cuello de pena un fiero dogal, que quitandome el juicio, me llega á desesperar? Y pues que ya sin Arbaces

conseguir su fin fatal, sepa seguirle tambien, y este sangriento puñal::- 1 Al paño Arb. Qué es lo que escueho?

Mand. En mi pecho

llegue una vez á acabar

mi vida muerte será,

ya que colérica supe

Alirse á dar con el punal sale Arbaces,7 la detiene, y ella se admira.

Arb. Tente, aguarda.

Mand. Arbaces (estoy mortal!) eres sombra ó ilusion,

fantasma, ó realidad?

que yo (ay de mí!) si::- quando::-

no puedo, no, respirar: dime, si vives, ó mueres; v si á vengarte quizas

en mi de tu muerte vuelves;

mira que en vano será,

pues al susto de mirarte

es inutil el punal: á que embargado el aliento,

el pulso sin palpitar,

sin latir el corazon, me falta ya lo vital.

Ay de mi!

Cae desmayada, y élla recibe en sus brazos.

Arb. Hermosa Mandane, mi bien. Desmayada está al susto de haberme visto, porque Artaxerxes quizas, para asegurar mi fuga, y ocultar la libertad, que me ha dado, la diria me habia hecho matar. Esto fue sin duda alguna: vuelve, mi bien, á cobrar esos hermosos luceros; no con eclipse fatal

empañes á media tarde de tu belleza el cristal. Vivo estoy para adorarte, á merced de la piedad

de una amistad verdadera, que imaginando quizas

mi inocencia, quiso darme la vida y la libertad:

y siendo fuerza ausentarme

para poderla lograr,

sin verte mi amor primero, no lo quise executar:

para este efecto-tomé, 🦠 🦠

Mandane, aqueste disfraz.

y con el ::- M.ind. Ay infeliz! Vuelve.

Arb. En sí va volviendo ya:

vengo á verte. Mand. Tente, Arbaces,

cómo, quando vivo estás, á mí me ha dicho mi hermano, que hizo tu vida acabar?

Arb. Esa, Mandane, fue traza para ocultar su piedad.

Mand. Calla, Arbaces, no prosigas,
(ay de mí!) qué se dirá,
si en este retiro mio
alguno te vido entrar?
y aunque nadie te haya visto,
cómo, traidor desteal,
delante de mí te pones,
sin que temas mi crue dad?
Huye, tirano, al momento,
no, no te detengas mas,
que al verte vivo, otra vez
mi honor batalla me dá,
y siento tanto tu vida,
como antes tu fin fatal.

Arh Cómo querias mi bien

Arb. Cómo querias, mi bien, que llegase á abandonar la Corte, sin que te viera? no era posible á mi afan. Mand. Arbaces, el verte aqui

tambien á mí me le dá.

Arb. No con eso tu desdén me pretenda atormentar, despues que mas compasiva, mi bien, te pude escuchar.

Mand. Mientes, villano; y si acaso eso escuchaste, será ilusion de tus oidos, ó error mio en el hablar.

Arb. Puede ser; pero con todo casi me atrevo á esperar, que objeto soy de tu amor, sea mentira, ó verdad.

Mand. De mis iras, de mi enojo, de mi rencor lo serás, hasta que pague tu vida la que quitó tu crueldad á mi padre. Arb. Si eso crees, señora, muerte me da, que no la sentiré tanto, como que á mi voluntad de semejante delito la imagines tú capáz. Toma este acero cruel, basilisco de metal, y con él mi triste vida.

satisfaga tu crueldad: dispuesto estoy á la herida, si en ella tu gusto está.

Mand. Que yo te diese la muerte fuera premio á tu maldad, para excusarte la afrenta, que se debe á tu impiedad.

Arb. Dices bien, que por tu mano la muerte vida será, y para que no lo sea, yo propio me he de matar.

Hace que se va á dar con el puñal, y ella le detiene.

Mand. Tente: discurres acaso, que tu sangre bastará á satisfacer mi injuria, ni mi cólera templar?

Pues no, tirano, que quiero mueras en publicidad con afrenta, y sin honor, como vil, y desleal.

Arb. Pues si eso quieres, ingrata, muy presto lo has de lograr, y hemos de vér este dia quien á partido se da, ó el amor que yo te tengo, ó tu desdén pertináz.

Moriré como pretendes; voyme otra vez á entregar á la prision, y á la muerte,

advierte si quieres mas.

Mand. Ni tanto: (ay de mí!) detente

Arbaces (estoy mortal!)

Arb. Si solicitas mi muerte,
qué tengo ya que esperar?

Quedate con Dios, Mandane.

Mand. Donde con tal prisa vás?

Arb. A morir. Mand. Escucha, atiende.

Arb. Qué hay que pueda escuchar, si me has de decir despues (si acaso fuese piedad) que es de tu lengua desliz, ó que es mi oido falaz?

Mand. Qué importa que te lo diga? pero vete, acaba ya.

Arb. Ya me voy. Mand. No á la prision, sino á un remoto lugar donde no sepa de tí.

Arb. No quieres decirme mas. Mand. No. Arb. Pues siendo de esa suerte,

de

La Real Jura de Artaxerxes.

de una vez quiero acabar con mi desdicha, y mi vida: á morir voy. Mand. No hagas tal.

Arb. Mandane, ya despechado
estoy, no quiero piedad
de ninguno, si de tí
no la consigo alcanzar:
y porque no juzgues, que esto
solo se queda en hablar;
Soldados, Guardias, venid,
y á Arbaces aprisionad.

Mand. Ay de mí! calla, detente, sin duda, que loco estás?

Arb. Sí, Mandane, y no te admire, quando llego á imaginar, que de ningun modo acierto á complacer tu crueldad: dí finalmente, qué quieres?

Mand. Pues no te lo dixe ya?

que te ausentes, y me dexes. Arb. Y eso, Mandane, es piedad?

Mand. Lo que es, Arbaces, no sé; huye, no preguntes mas.

Arb. Será con la condicion de volverte á ver, y hablar.

Mand. No tienes, no, para qué. Arb. Infiel, si me has de acabar con tu rigor, por qué impides que lo execute el puñal?

Mand. No me apures tanto, Arbaces,

yo me iré si no te vas.

Arb. Escucha. Mand. Dexame, vete.

Arb. Asi, Mandane: será; pero mira que es en fe de que algun dia quizás desengañada de que siempre te he sido leal, depuesto tanto desdén, mi amor corresponderás.

Mand. Ahora vete, que despues lo que he de hacer se verà.

Arb. Guardete el Cielo, Mandane.

Mand. Siendo de tí bien hará.

Vase cada uno por su lado. Sale Luc. En el encierro metido cómo estara el perillán?

Bien me ha pagado la burla, y le cayó que rascar, Cómo quedó el badulaque con el texto del collar. Ved lo que haceis, mosqueteros, que si os la quiere pegar una muger, si no es hoy, mañana lo logrará.

Despues que purgue muy bien su pecado, pienso hablar á mi señor Artabano, para que le haga sacar de la carcel, con la carga de que se haya de casar conmigo: ahora me voy á ver la fiesta Real de la Jura de Artaxerxes, que no es razon esperar á que me cuente ninguno

Descubrese una mutacion de Templo magnifico, destinado para la Jura, y Coronacion de Artaxerxes, y en el centro una Ara con el simulacro del Sol, y al pie de ella fuego encendido: y á un lado un Trono, y encima Cetro, y Corona, y salen al son de la Musica, caxas, y clarines Artaxerxes, Mandane, y los quatro Grandes, Artabano con una taza dora-

da, Damas, y Soldados.

Musica. "A la feliz Jura

odel grande Rey nuestro
concurran festivos,
y alegres los Reynos,
que forman del Asia
cel noble emisferio,
y Apolo divino
dilate su Imperio,
para que domíne
en el mundo entero."

Artax. Heroycos, y nobles Persas, que de este suntuoso Templo del Sol para coronarme unisteis vuestros afectos: de vuestro amor atraídos, hoy á todos os ofrezco, que en mí vendreis á tener Rey, y Padre á un mismo tiempo. Defenderé con mi vida los laureles de este Imperio: conservaré las conquistas, que mis Padres adquirieron: observaré exactamente todas las Leyes, y Fueros,

honores, y exênciones, que son propios de este Reyno, y porque quedeis seguros de todo quanto prometo, ante Apolo nuestro Dios de ello os haré juramento, segun el rito observado en el Persiano Emisferio.

Artab. A mí me toca, señor,
la sacra Taza ofreceros,
para que invocando á Apolo
al pasarla á vuestro pecho,
le pidais que su licor
ser para vos veneno,
en caso de que falteis
al solemne juramento.
La formula para hacerle
es esta que aqui conservo.

Dale un libro.

Ya llegaron mis arrojos al apetecido puerto, pues bebiendo este licor, le acabará su veneno, á tiempo que prevenidos Cambises, y el vando nuestro, asaltarán con las armas los porticos de este Templo, para aclamarme Señor de este dilatado Imperio.

Artax. Atiende, Persia, á mi voz, todo el Pueblo me esté atento, pues ya para coronarme voy á hacer el juramento.

Toma la taza que sacó Artabano.

Grande Apolo, por quien Abril florece, por quien todo en el Orbe vive, y nace, pues la fé mia tu piedad merece, solemne juramento aquí te hace; y si acaso falaz yo le rompiese, un rayo de tu esfera el pecho abrase, ó que para mayor pena acá en mi seno se vuelva este licor en cruel veneno.

Al ir á beber, tocan caxas, y se suspen-

de, poniendo la taza sobre el Ara.
Pero qué es esto?
Sale Luc. Señor,
al reparo acude presto,

al reparo acude presto, pues de sediciosas gentes cercado está todo el Templo, que tu muerte, ó tu prision á voces están pidiendo. (ap. Artax. Pues cómo? Artab. Fingir procuro. Quién de tan bárbaro intento ha osado hacerse cabeza?

Luc. No lo sé, señor. Artax. Yo creo, que Arbaces será sin duda: tarde conocí mi yerro.

Artab. Como puede ser Arbaces, quando en la prision ha muerto?

Artax. Ay Artabano! te engañas, libertad le dí yo mesmo, cruel con mi propio padre: en no castigarle pienso, que he labrado mi ruina.

Artab. De qué es, señor, el recelo, quando para defenderte basta el valor de mi pecho? Luego lo verás: fortuna, el gozo viene completo.

Artax. Bien dices, leal Artabano: á castigar este exceso vamos, valientes Soldados, antes que ganen el Templo.

Sale Sem. Donde vas, señor? detente, escúhame á mí primero, que si á vencer el tumulto acude tu heroyco esfuerzo, ya no hay para qué salgas, estando el motin desecho.

Artab. Ay de mí!
Artax. De qué manera?
Sem. Escucha todo el suceso:
Para prenderte, señor,
tu ingrato, tu aleve pueblo
(siendo su infame caudillo
Cambises) con vil denuedo
habia del Templo ganado
ese recinto primero;

ese recinto primero;
pues viéndose apadrinado
de muchos de los de adentre,
con poca dificultad
pudo lograr el troféo;
con el qual mas animoso,
mas osado, y mas resuelto,
quiso penetrar altivo
al mas reservado centro,
donde tu persona estaba
para hacer el juramento.
En este tiempo, señor,
llegó mi hermano á aquel puesto,

ap.

ap.

BLA

ap.

ap.

sin que sepamos de donde, pues le juzgabamos muerto. Pusose honrado, y valiente entre el horroroso estruendo, y contra la aleve chusma hizo de librarte empeño; y con la espada, y la lengua á los unos reprehendiendo, y á los otros castigando, domó de este monstruo el cuello: que quando combaten juntos la valentía, é ingenio. suele conseguirse siempre el laurél del vencimiento. Cambises, que temerario quiso seguir sus intentos, perdió la vida cobarde al impulso de su acero; y como él era cabeza de este detestable cuerpo, con su muerte se deshizo en humo, en polvo, y en viento. Supongo que le ayudaron para lograr el trofeo muchos valientes Soldados, que á su lado se pusieron; pero su exemplo fué causa, que á todos les fue moviendo: por esto digo, que Arbaces fue quien redimió tu riesgo.

Artab. Ha hijo cruel, y alevoso, en qué peligro me has puesto! Mand. Sin duda fue leal Arbaces:

corazon mio, alentemos.

me inspiraron, me influyeron
el dar libertad à Arbaces
esparciendo, que era muerto.
De su constante lealtad
nunca desconfió mi pecho,
y ahora juzgo que Cambises
de aqueste tumulto fiero,
y dela muerte del Rey
ha sido agresor funesto.
A dónde Arbaces quedó?
que quiero verle el primero.
Sale Arbaces. A tus pies, noble Artaxerxes,

de nuevo mi vida ofrezco,

solo la muerte pretendo.

que si traidor me imaginas,

Artax. Vén á mis brazos, Arbaces, estando seguro, y cierto, que nunca he dudado yo de la lealtad que en tí pruebo; no obstante, que se han unido indicios tan manifiestos, que reo te constituyan, sin que quieras (necio empeño!) á favor de tu inocencia romper el triste silencio. Ea, Arbaces, cese ya, dime quien ha sido el reo, que dió la muerte á mi padre, que si lo haces, te prometo partir, amigo, contigo la Corona, y el Imperio, y darte á Mandane bella por esposa, per ser premio, que le debo á tu valor, que hoy me ha dado vida, y Reyno. Ea, Arbaces, yo lo pido, declara todo tu pecho.

Artab. Llegó de mi muerte el plazo: ap

ha hijo cruel, y sangriento!

Arb. Invicto, heroyco Artaxerxes, si yo algun premio merezco por los continuos servicios; que á tu persona le he hecho, sea, señor, permitirme continuar en mi silencio; cree, que inocente soy, pues sabes que te desiendo.

Otra cosa no diré,

aunque me falte el aliento. Artax. Arbaces, pues á callar, ó á morir estás resuelto, de tu inocencia en abono haz siquiera juramento ante Apolo soberano, segun costumbre del Reyno. Esta es la dorada taza, con que á jurar me prevengo de guardar á mis vasallos sus exenciones, y fueros: tómala tú de mi mano, é invocando al Sol supremo, de tu causa hazle testigo, pidele que justiciero, si acaso fuiste homicida,

sea para ti veneno

cI

ap.

el régio vino, que incluye este dorado embeleso.

Arb. Estoy pronto á executarlo.

Toma la taza.

Artab. Ay de mí! si lo consiento, el veneno que dispuse, contra mi hijo se ha vuelto.

Arb. A mi juramento atienda ese celeste emisferio:
y tú Apolo soberano,
á quien invoco primero
por testigo de que soy
inocente del exceso
en que la Persia me culpa,
permite justo, y severo,
si sabes que soy culpado,
que este licor, que yo bebo,
se vuelva contra mi vida
inexorable veneno.

Va á beber, y le detiene Artabano. Art. Qué haces, Arbaces? detente, que eso es lo que incluye dentro: pero qué dixe (ay de mi!) pero ya no hay remedio.

Artax. Qué escucho? fiera cautela! Arb. Qué pesar! válgame el Cielo! Artax. Cómo, traidor, hasta ahora tus labios no lo advirtieron?

Artab. Como para tí mis iras te le tenian dispuesto: ya no sirve el disimulo, quando el natural afecto de padre pudo arrancarme del labio tanto secreto. Yo fui, Artaxerxes, quien ¿ Xerxes dió muerte fiero, para coronar mi sangre, para usurparte el Imperio: toda tu Real Familia extinguir quiso mi acero: el que encontrasteis à Arbaces de fresca sangre cubierto, yo se le puse en la mano, para ocultar el suceso. Su turbacion era horror de ver delito tan feo en mi, y el amor de hijo quien mantuvo su silencio; y en fin, si no hubicse sido tan leal Arbaces, es cierto,

que ya te hubiera quitado la vida con el Imperio.

Arb. Qué es esto, padre, y señor? tal pronuncian tus acentos?

Artax. Traidor, villano, y cruel; que no contento tu exceso en dar la muerte á mi padre, bárbaro, fiero, y sangriento me hiciste ser fratricida, hoy morirás á mi acero.

Sem. Ay infelice de mí!

Artab. No has de lograrlo tan presto, que no te hablara tan claro, si no previniera el riesgo.

Ea, valientes Soldados, ya que el lance se ha dispuesto de otro modo, qué pensamos, á nuestro brio apelemos.

Muera el tirano Artaxerxes.

Se ponen á su lado los Soldados.
Artax. Entre traidores me veo.
Valedme, Cielos Divinos!
Artab. A ellos, nobles compañeros.
Sold. A tu lado estamos todos,

Artax. Ay triste, que aun de mi Guardia la mayor parte se ha vuelto contra mí! Amigo Arbaces,

muy grande es el riesgo nuestro.

Arb. No temas, noble Artaxerxes,
pues basta solo mi pecho
para librarte. Artabano,
deten ese infame acero;
manda á los viles traidores,
que de tu parte se han puesto,
que se retiren, sino,
yo te juro, y te protesto,
que en defensa de mi Rey
(pues otro medio no tengo,
por ser los traidores tantos)
este tirano veneno
pienso aplicar á mis labios.

Artab. Qué dices, barbaro, necio?

Arb. Que si acometes al Rey,
al momento me le bebo.

Artab. Déxame (ó hijo traidor!)
que logre mis pensamientos.
Arb. Si un paso dais adelante,

el veneno paso al pecho.

Artab. Tente, Arbaces, qué pretendes?

La Real Jura de Artaxerxes.

ya vencido me confieso, pues para verte morir valor no tengo, ni aliento: suelta, suelta aquesa taza,

pues tambien la espada dexo. Arrojala. Sold. La fuga nos salve, amigos. Vanse. Mand. Qué tealtad! Sem. Qué sentimiento!

Artax. Siganse los rebelados, y á Artabano monstruo fiero de maldades, y traiciones, desele la muerte luego.

Arb. Detente, señor, espera, revoca el orden severo, y si ha de morir mi padre dame la muerte primero-

Artax. Dar el perdon á Artabano, heroyco Arbaces, no puedo, porque excede su maldad de mi clemencia los fueros, sin que por eso confunda con el inocente al reo; pues quiero darte á Mandane por esposa, y por mas premio, yo con tu hermana Semira celebro mi casamiento.

En pago de tu lealtad otro yo hacerte pretendo; pero librar á tu padre, ni debo, ni puedo hacerlo.

Arb. Pues, señor, tampoco yo aceptar tu favor puedo, pues à precio de la muerte de mi padre no le quiero. Entre rigor, y piedad búsquese, señor, un medio: de Artabano late en mí la sangre, dispon severo, que á mí la muerte me dén por mi padre: eso pretendo, librale con mi castigo, y serás á un mismo tiempo, invicto, y noble Artaxerxes, compasivo, y justiciero; y hasta conseguir de ti aqueste amoroso empeño,

á tus pies me has de mirar inmóvil, rendido, y tierno.

Artax. Levanta, Arbaces, no mas, Quede á los Persas exemplo del poder de la virtud, de que es espejo tu pecho, viva Artabano por tí, pero sea en un destierro.

Artab. Por tanta merced, señor, humilde tus plantas beso.

Vase.

Arb. Mas esclavo, que vasallo, tuyo, señor, me confieso, pues con tales beneficios te haces del corazon dueño.

Y ya que Mandane bella es de mis ansias el centro, y tú me la has prometido para honrar mi humilde pecho, si acaso de sus enojos ha templado el duro ceño, hoy colmará con su mano quantas dichas apetezco.

Mand. De tu inocencia en albricias es mi mano corto premio; y pues mi hermano lo quiere, por tuya ya me cónfieso.

Artax. Semira, pues viste ya, que no soy tan cruel, y fiero como pensaste, hoy serás mi esposa. Sem. Sefior, mi afecto ya sabes quan firme ha sido.

Luc. Pues ya que todo es contento, te pido, invicta Princesa, que pues sin boda me veo, deis la libertad á Alarve, que se halla á mi instancia preso, que entre prisiones, y boda lo mismo es esto, que aquello.

Mand. Ya que tú por él me pides, su libertad le concedo.

Luc. Vivas, señora, mas años, que los del Fenix sabéo.

Arb. Pues la Comedia se acabe, Musica, y Coro diciendo::-Todos, y Musica. A la feliz Jura &c.

FIN.

Se hallará en la Librería de Quiroga, calle de la Concepcion Gerónima junto a Barrio-Nuevo; en la misma se hallan todas las Comedias y Tragedias modernas, Comedias antiguas, Autos, y Entremeses: por docenas á precios equitativos.